

BRIEF PQC 0033179

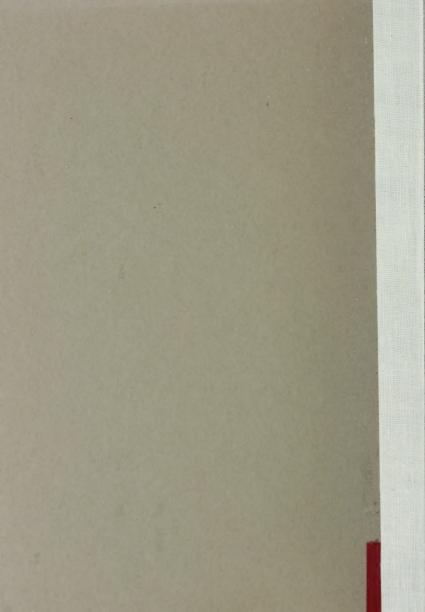

Garrien Minas Herejis



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto



Cherte POESÍAS

DE

# EVARISTO CARRIEGO (41)

36

MISAS HEREJES

LA CANCIÓN DEL BARRIO

POEMAS PÓSTUMOS



BARCELONA

ESTABLECIMIENTO TIPOLITOGRÁFICO DE AUBER Y PLA 1913 Brief PQC 0033179







La vida de Evaristo Carriego queda sintetizada en la sencillez de dos fechas: 7 de Mayo de 1883, día de su nacimiento y 13 de Octubre de 1912, día de su muerte. En ese intervalo de veinte y nueve años hay que poner muchos ensueños, muchas ilusiones, ansiedad enorme de belleza, generosos impulsos de un corazón leal, para comprender esa vida, tan breve en el tiempo, tan honda en la intensidad de la labor realizada.

Tenía de la provincia en que había nacido todo el impulso heróico y obstinado que heredara de sus progenitores, y lo que él, voluntariamente, llevado por su espíritu nativo, se esforzara en asimilar. Era, empero, neta y genuínamente, de Buenos Aires, de la gran ciudad a donde llegara con cinco o seis años de edad y de la que nunca más había de salir.

Buenos Aires fué su patria verdadera, su escenario natural, el paisaje único que podía interpretar con la sinceridad de la similación absoluta. Y de Buenos Aires el barrio pobre, el barrio humilde, donde el conventillo pone sus notas típicas al lado de la modesta casita donde la *familia bien*, pero venida a menos y relegada al suburbio, pone un suave aroma de placidez burguesa.

Evaristo Carriego ha sido el cantor de los tipos que han construído a la gran metrópoli; ha sido el evocador, en versos llenos de una rara sencillez a veces, otras de una vaga y extraña solemnidad, de esos modestísimos seres que en las grandes ciudades aplasta el dolor oculto. En sus composiciones está la vida argentina, no solamente la bonaerense, porque la creación se repite en cualquier punto de la república donde una nueva ciudad se funde y la obra recomienza.

Pintor de las costumbres de una época, sus libros tienen derecho a perdurar en el alma de su pueblo. Esa obra que deja, empero, está destinada a un éxito más alto. No era Carriego de los que podían satisfacer su necesidad de gloria limitándola al aplauso de los suyos. Y si la muerte interceptó sus pasos, impidiéndole dar a su obra toda la extensión que a altas esperanzas correspondía, sus amigos, numerosos y fieles, han tomado a su cargo la tarea de permitir la realización de sus deseos.

De ahí el empeño con que un grupo de camaradas realizó la compilación de estas Poesías y la adhesión espontánea de todos los que con su auxilio pecuniario se ofrecieron a sufragar los gastos de edición, de manera que el producto de la venta, sirviera para recordar, ya que honrada lo es en todos los espíritus y enaltecida queda por sí misma, la memoria del poeta.

Obra es esta que no necesita de prólogos. Ca-

rriego era sobradamente popular en la Argentina para que nadie tenga necesidad de que la bellezas de sus composiciones hayan de señalarse a nadie. Los lectores extranjeros sólo necesitan saber que fué joven, que trabajó mucho y que murió prematuramente. Lo demás se lo dará, por añadidura, la comprensión de sus poesías, sentimentales e irónicas, valientes y mansas, tristes y alegres, en la diversidad de notas que tuvo su lira, esa lira que fué guitarra en las canciones del barrio y fué armonium para llorar en largo y ronco gemido las tristezas de las almas incomprendidas.

Este libro no debe llevar prólogo crítico de ninguna especie. Esta es obra que camina por sus propios pies y conmueve por su propia emoción, sin intérpretes. Para los que no conocieron al poeta, nada más que las dos fechas de su vida; a todos la explicación de cómo y por qué surge a la luz esta obra, en la noble inspiración de un recuerdo que dignifica a quienes lo llevan a cabo.





# MISAS HEREJES

A don Salvador Boucau

Uno de los pocos



## VIEJOS SERMONES





### POR EL ALMA DE DON QUIJOTE

Con el más reposado y humilde continente, de contrición sincera; suave, discretamente, por no incurrir en burlas de ingeniosos normales sin risueños enojos ni actitudes teatrales de cómico rebelde, que, cenando en comparsa, ensaya el llanto trágico que llorará en la farsa, dedico estos sermones, porque sí, porque quiero, al Único, al Supremo famoso Caballero, a quien pido que siempre me tenga de su mano, al santo de los santos Don Alonso Quijano que ahora está en la Gloria, y a la diestra del Bueno: su dulcísimo hermano Jesús el Nazareno, con las desilusiones de sus caballerías renegando de todas nuestras bellaquerías.

Pero me estoy temiendo que venga algún chistoso con sátiras amables de burlador donoso, o con mordacidades de socarrón hiriente, y descubra, tan grave como irónicamente,

— a la sandez de Sancho se le llama ironía — que mi amor al Maestro se convierte en manía. Porque así van las cosas; la más simple creencia requiere el visto bueno y el favor de la Ciencia: si a ella no se acoge no prospera y, acaso, su propio nombre pierde para tornarse caso. Y no vale la pena (no es un pretexto fútil con el cual se pretenda rechazar algo útil) de que se tome en serio lo vago, lo ilusorio, los credos que no tengan olor a sanatorio.

Las frases de anfiteatro, son estigmas y motes propicios a las razas de Cristos y Quijotes - no son muchos los dignos de sufrir el desprecio del aplauso tonante del abdomen del necio en estos bravos tiempos en que los hospitales de la higiénica moda dan sueros doctorales... Sapientes catedráticos, hasta los sacamuelas consagran infalibles cenáculos y escuelas, de graves profesores, en cuyos diccionarios no han de leer sus sueños los pobres visionarios... ¡De los dos grandes locos se ha cansado la gente: así, santo Maestro, yo he visto al reluciente rucio de tu escudero pasar enhalbardado, llevando los despojos que hubiste conquistado, en tanto que en pelota, y nada rozagante, anda aún sin jinete tu triste Rocinante!

(Maestro ¡si supieras! desde que nos dejaste, llevándote a la Gloria la adarga que embrazaste, andan las nuestras cosas a las mil maravillas: todas tan acertadas que no oso a describillas; - Hoy, prima el buen sentido. La honra de tu lanza no pesa en las alforjas del grande Sancho Panza. Tus más fieles devotos se han metido a venteros y cuidan de que nadie les horade sus cueros. Pero, aguarda, que, cuando se resuelva a decillo, ya verás que lindezas te contará Andresillo aunque hay alguna mala nueva, desde hace poco: Aquel que también tuvo sus ribetes de loco, tu primo de estas tierras indianas y bravías, - ¡lástima de lo añejo de tus caballerías! tu primo Juan Moreira, finalmente vencido del vestiglo Telégrafo, para siempre ha caído, mas sin tornarse cuerdo: tu increíble Pecado... - ¡Si supieras, Maestro, como lo hemos pagado! -Tu increíble Pecado...! Caer en la demencia de dar en la cordura por miedo a la Conciencia!)

Para husmear en la cueva, pródiga en desperdicios, no hacen falta conquistas que imponen sacrificios: sin mayores audacias cualquier tonto con suerte es en estos concursos el Vencedor y el Fuerte, pues todo está en ser duros. El camino desviado malograría el justo premio del esforzado...
Por eso, cuando llega la tan temida hora

del gesto torturado de una reveladora protesta de emociones, el rostro se reviste de defensas de hielo para el beso del triste; y porque ahogarse deben, salvando peores males, las rudas acechanzas de las sentimentales voces de rebeldía — quijotismo inconsciente — también se fortalecen, severa, sabiamente, los músculos traidores del corazón, lo mismo que los del brazo, en sanas gimnasias de egoísmo, donde el dolor rebote sin conmover la dura unidad, necesaria, de la férrea armadura: quien no supere al hierro no es del siglo: no medra. —;Que bella es la impasible cualidad de la piedra!—

El ensueño es estéril; y las contemplaciones suelen ser el anuncio de las resignaciones.

El ensueño es la anémica llaga de la energía; la curva de un abdomen — toda una geometría — es quizás el principio de un futuro teorema, cuyas demostraciones no ha entrevisto el poema...

En la época práctica de la lana y del cerdo — hoy, Maestro, tu mismo te llamarías cuerdo — se hallan discretamente lejos los ideales de los perturbadores lirismos anormales.

El vientre es razonable, porque es una cabeza que no ha querido nunca saber de otra belleza que la de sus copiosas sensatas digestiones: fruto de sus más lógicas fuertes cerebraciones.

Por eso, honradamente, se pesan las bondades del genio, en la balanza de las utilidades, y si a los soñadores profetas se fustiga hay felicitaciones para el que echa barriga.

Y ésto no tiene vuelta, pues está de por medio la razón, aceptada, de que ya no hay remedio... Como que cuando, a veces, en el Libro obligado la Biblia del ambiente, de todos manoseado, hay un gesto de hombría traducido en blasfemia, por asaz deslenguado lo borra la Academia... La moral se avergüenza de las imprecaciones de los sanos impulsos que violan las nociones del buen decir. El pecho del mejor maldiciente que se queme sus llagas filosóficamente. sin mayor pesar, antes de irrumpir en verdades que siempre tienen algo de ingenuas necedades, porque quien viene airado, con gestos de tragedia, a intentar gemir quejas aguando la comedia, es cuando más un raro, soñador de utopías que al oido de muchos suenan a letanías... Por eso, remordido pecador, yo me acuso - preciso es confesarlo - de haber sido un iluso de fórmulas e ideas que me mueven a risa, ahora que no pienso sino en seguir, aprisa, la reposada senda, libre de los violentos peligros que han ungido de mirras de escarmientos las plantas atrevidas que pisaron las rosas

puestas en el camino de las rutas gloriosas.

Pero ya estoy curado, ya no más tonterías,
que las gentes no quieren comulgar insanías...
¡En el agua tranquila de las renunciaciones
se han deshecho las hostias de las revelaciones!
Ya no forjo intangibles castillos cerebrales,
de románticos símbolos de torres augurales.
Sobre el dolor ageno ni siquiera medito,
porque sé que una frase no vale lo que un grito;
y, sin ser pesimista, no caigo en la locura
de buscar una página de serena blancura,
donde pueda escribirse la canción inefable
que ha de cantar el Hombre de un futuro probable.

### LAS ÚLTIMAS ETAPAS

Ya puestos en camino, la fuerza propulsora de la marcha nos impele a seguir, con la serena actitud, sin desmayos, de la causa sustentora de un ideal glorioso, que luce sus ensueños de esperanza como flámulas rojas que flotasen en girones de carnes torturadas. Nos impele a seguir. Siempre la brega deja un poco de fiebre sobre el alma, en la frente un fulgor, y en la pupila la radiante visión de las etapas: etapas de dolor, hechas teorías de credos inefables, de parábolas de lengua incomprendida que pasasen en la locomoción de las audacias, ¡como una blanca tropa de lirismos por inmortales rutas incendiadas!

Preciso es continuar. Todas las dudas que agobian la cabeza con su carga, son grilletes fatales del cerebro y su sitio mejor está en la espalda. Arrojémoslas, pues. En el avance hay un cóndor audaz que no se arrastra: cóndor es la pasión, jamás sujeta, de las vidas enfermas de ser sanas. ¡Con rumbo hacia lo azul: aunque deslumbre lo intenso de la luz, hay que mirarla! Los primeros fulgores, quemarán, tras la noche de las ansias; la primera visual que los descubra ocultos en la sombra impenetrada, así como una antorcha cuyo fuego ardiese el brazo que la levantara.

¡Insanías de amor, que los enfermos del manicomio de ese Ideal contagian!...
¡Locos, venid! Yo quiero aquí, en el canto, soltar al viento un corazón con alas:
Los discretos normales podrán, sólo, arrojarnos las piedras de sus lástimas...
¡No haya vacilación! El derrotero se ha poblado de enérgicas constancias; pero, porque no siempre en el peligro hay carne de temblores libertada, también es necesario

hacer que resplandezcan llamaradas, del fecundo calor de un entusiasmo, en la quietud mortal que todo embarga, ¡como una floración de primaveras en el propio pais de las escarchas!

Si se llagan los pies en el camino, más firme, mucho más, será la marca: en la senda candente que cruzamos se ve mejor la huella ensangrentada.

Alienten la Epopeya, los himnos fraternales de esperanza alzados entre vítores y músicas con el clamor de las protestas bravas, como un beso de paz sobre una inmensa cicatriz que dejase la jornada, y en cármenes de púrpura resurjan reventando sus fragancias ¡todas las rosas del Amor perenne que perfuman la enorme caravana!

Y en el salmo coral, que sinfoniza un salvaje ciclón sobre la pauta, venga el robusto canto que presagie, con la alegre fiereza de una diana que recorriese como un verso altivo el soberbio delirio de la gama, el futuro cercano de los triunfos, futuro precursor de las revanchas; el instante supremo en que se agita la visión terrenal de las canallas, los frutos renovados en la incesante fuerza de las savias, del germen luminoso que cayera en el resurgimiento de las almas, ¡como una rubia polución de soles en el vientre del surco derramada!

¡Un ensueño en camino, que sufre la obsesión de la montaña, bajo la plenitud de las auroras que alumbran los tropiezos de la marcha! No hay obstrucción posible: es el Principio la promesa del Fin. Arde en la llama de la hoguera moral, el negro escombro de la atávica Torre de ignorancias, madre de ese temor: lo incognoscible, cuyos tupidos velos desgarrara, en la prisión intelectual más honda, — rechazando el concepto de la Nada — la verdad de la Ciencia hecha Justicia al procesar la Esfinge del Nirvana!

La gesta de las causas en los siglos, no ha bordado poemas en sus páginas. El libro de los mártires no tiene sino una historia de grandezas trágicas, de sangre floreciendo en el tormento sus azucenas que parecen lacras...
¡Clarín de los suplicios cuyas voces en las generaciones se dilatan!
Toda Idea fué así. ¡Dolor bendito de heridas que supuran enseñanzas!
Al lado de la Cruz está la Horca,
— y es bueno no quererlas separadas — ¡el leño o el dogal: hablen las épocas, pues la Cruz y la Horca son hermanas!

Y por eso en la lidia, camino al porvenir de la Cruzada, coronando el pendón de las bravuras los trofeos, aun tibios, se levantan, como ejemplos viriles anunciados en la fulguración de la escarlata, desde sórdidos púlpitos sangrientos por muertos sacerdotes que aun tronaran palabras de rencor, hechas conjuros, predicando el sermón de las venganzas!

Triste labor del Odio, que desata sus hordas de amenazas, diciendo su creación demoledora a las hoscas angustias de la Raza. Los tremendos instantes de la prueba saben de los martillos que no aplastan los ímpetus hermosos, más hermosos después del golpe que sobre ellos baja; y en la espera, nerviosa, del momento del derrumbe final; la última etapa, a través de las brumas sigilosas que puedan ocultar la Ciudad blanca, se descubren, allá, en otro horizonte, espléndidas auroras que se alzan, los risueños Orientes — ¡bienvenidos! — los iris eternales del mañana; ¡arcos gloriosos de los triunfos nuevos por donde toda la Epopeya pasa!

Y tras el loco batallar de siglos, así como después de la jornada en infinitas gotas se traduce la honra del sudor sobre las caras, sobre las rudas frentes, pensativas como un viejo Pesar que meditara, la cicatriz de sangre se resuelve en agua de Perdón que todo lava, en agua dulce y bautismal, borrando las huellas más infames, más amargas, ¡como un Jordán de Olvido que quitase hasta el recuerdo mismo de las manchas!

Preciso es continuar; cada desmayo hace ver insalvables las distancias. En la estéril noción de lo imposible, los músculos morales se relajan, y en el afán que el miedo empequeñece se ven lejos las cumbres más cercanas. La formidable voz de anunciaciones extremece el ambiente con sus vastas repercusiones de tonantes notas, cubriendo las necrópolis de calmas. La anunciación postrer que se divulga con los alertas de cerebros-guardias. ... Muertos odios que vuelven en caricias las opresiones de la lucha bárbara, ¡como una herida que revienta en flores y perfuma las vendas maculadas!

...Ya puestos en camino,
no se esquiva el obstáculo: se aparta.
La senda libre de cualquier tropiezo
nunca fué la más digna de la planta
encallecida en la ascensión penosa
del breñal que la suerte deparara.
Así va la legión, atravesando
los últimos espacios que separan
del rumbo abierto al porvenir soñado,
como ruta augural, por donde marchan

las sombras fugitivas del silencio, en larga proyección, cantando hosannas si triunfantes por fin, y si vencidos: cayendo frente al Sol, como las águilas!

#### LA MUERTE DEL CISNE

En un largo alarido de tristeza os heraldos, sombríos, la anunciaron, y las faunas errantes se aprontaron a dejar el amor de la aspereza.

Con el Genio del bosque a la cabeza, una noche y un día galoparon, y cual corceles épicos llegaron en un tropel de bárbara grandeza.

Y ahí están. Ya salvajes emociones, rugen coros de líricos leones... cuando allá, en los remansos de lo Inerte.

Como surgiendo de una pesadilla, ¡grazna un ganso alejado de la orilla la bondad provechosa de la Muerte!

#### LA APOSTOSÍA DE ANDRESILLO

Ī

Pues, aquí estoy, señores. Pues... yo soy Andresillo, ¿no recuerdan ustedes? Yo soy aquel chiquillo a quien el gran Quijote librara cierto día — porque ahí encajaba bien su caballería de la nube de palos, que mi amo, furioso, sobre mí descargaba ferozmente donoso. Al pobre señor loco le hice una ruin ofensa, maldiciendo, más tarde, su gallarda defensa, dejándole mohino, cabizbajo v corrido —. (Sé que fuí un mentecato). Después, arrepentido, al correr de los años, comprendiendo la humana obra que yo pagase con acción tan villana, deseoso de la gracia del noble caballero, sobre su incierto rumbo interrogué al ventero y el muy bellaco, riendo, me relató su muerte... (Desde entonces empieza lo malo de mi suerte.)

II

Así, olvidando algunas de las cerriles mañas, vine a ser otro andante, soñador de fazañas inauditas y fieras, en lides peligrosas que los encantamientos no hacen siempre sabrosas. Porque va se mostraba cansado de su dueño al flaco Rocinante cambié por Clavileño, y recorrí la tierra, buscando honor y fama que ofrecer a mi hermosa, desconocida dama, de quien he recibido desdenes y rigores, hasta que, al fin, vencido de los encantadores, me trajeron a ësta prisión o manicomio, una institución sabia, digna de todo encomio, en donde escarnecido sin cesar, y aporreado como mi buen maestro, seriamente he pensado que desfacer agravios no es sino una locura que honrara sólo al triste de la Triste Figura.

Ш

...Aquí medro y engordo. Tranquilamente yanto, sin jamás acordarme de mi viejo quebranto tan magro y tonto. Nunca, ni aun en broma, peco suspirando retornos al antiguo embeleco.

No hay una sola parte donde mire y no encuentre,

como emblema del siglo, una bolsa y un vientre... Y así va todo esto: de la misma manera que en los menguados tiempos de la pasada era. Los potentados, viven de prematuros cielos, y los que nada tienen que se lo papen duelos... De las lanzas famosas de las justas de antes hoy, harían bastones los duchos comerciantes, y, sacando provecho, del yelmo del Mambrino venderían quincallas para guardar tocino. Si se habla a Dulcinea de amorosas pasiones no es mucho que se mezclen venteriles razones. Los valientes envíos, vizcainos y gigantes, ahora se traducen en perlas y brillantes. Basilio está de malas: aunque audaz el muchacho, sus industrias no valen las ollas de Camacho. Hasta Aldonza Lorenzo, la hija de Corchuelo, reniega de los callos que heredó de su abuelo. - Si bien ya es una dama, no sé porque barrunto que el olor de los ajos anda muy en su punto. — Para los que libertan recuas encadenadas, ahora como entonces hay asaz de pedradas. Ginesillo, ha dejado de ser titiritero: por sospechosas ártes ha ascendido a banquero. El barbero y el cura, pregonando sus ciencias, en buenas migas, raspan y escrutan las conciencias. El bachiller Carrasco, sin reposar momento pontifica en la cátedra de su doctoramiento, deslumbrando a los bobos, que serán sus secuaces,

y acallando la grita de los puros y audaces. (Mi aporreado maestro no hubiera permitido que mease en su celada ningún recién parido). Los yangüeses de marras, prontos en sus desmanes. cuidan yeguas ajenas y se llaman rufianes. A la Justicia — pobre reina Micomicona! cualquiera Malambruno le hürta la corona. - Los andantes del día, se salen del camino si ven a la distancia las aspas de un molino; aunque hoy poco valdrían los hidalgos gentiles fuertes perseguidores de pícaros y viles. pues doncellas y viudas hallan amparo en esos burdeles de oratoria con nombre de Congresos. — Muy semejante a aquello—quizás en lo aromado que cuando los batanes hizo Sancho apremiado por urgencias mayores, en situación bien crítica, hay aquí cierta cosa que se dice política. Los gobernantes gozan de mil prebendas diarias y se rascan y comen en estas Baratarias, porque en pos del misterio de los grandes destinos nadie baja a la honda cueva de Montesinos.

#### IV

En fin... quietos curiosos: malicio que ya es mucha peroración, y acaso me merezca una ducha del jayán enfermero cuidador de mis males, — en verdad que me ahorquen si yo sé de los tales — y peor es meneallo. Con que... buenos señores hasta... que os permitan mis doctos curadores nuevas sutiles burlas, si no teneis reparo de oir, en horas de ocios, a este *caso* tan raro que dos, únicamente, la humanidad ha visto, y ellos no fueron otros que Don Quijote y Cristo. Aquí me hallaréis siempre, manso a las exigencias de discretas preguntas y suaves ocurrencias de los graves galenos o de vuesas mercedes, honesto y comedido como lo ven ustedes...

# ENVÍOS



# A Doña Sylla Silva de Mas y Pi En su álbum

Si de estas cuerdas mías, de tonos más que rudos, te resultasen ásperos sus rendidos saludos, y quieres blandos ritmos de credos idealistas, aguarda delicados poetas modernistas que alabarán en oro tus posibles desdenes, coronando de antorchas tus olímpicas sienes, devotos de la blanca lis de tu aristocracia, con que ilustro los rojos claveles de mi audacia; o espera, seductora, decadentes orfebres que graben tus blasones en sus creadoras fiebres: yo, trabajo el acero de temples soberanos: los sonantes cristales se rompen en mis manos.

\* \*

Palmera brasileña, que al caminante herido ofrendaras tus dátiles de Pasión y de Olvido,

en el Desierto Unico: tu ëres la apoteosis que, nimbando de incendios sus fecundas neurosis, cruzas por los vaivenes de sus hondos desvelos como si fueras Luna de sus noches de duelos. Yo traigo a tu floresta la Alondra moribunda que, en el violín del Bosque, preludió la errabunda sinfonía terrena de aquel Ardor eterno, que ahuyenta suavemente las aves del Invierno, y en las horas tranquilas descubre su cabeza como un símbolo vago de Amor y de Belleza.

\* .

...Y pasas, y no sola, presintiendo dorados Orientes, los propicios a los enamorados, como una novia enferma que evoca espirituales promesas en las largas noches sentimentales; o esperas al amado, sonriente, como algunas heroínas que aguardan al amor de las lunas hojeando florilegios alegres de la Galia, con manos de Giocondas poéticas de Italia. ¡Oh, las divinas magas que comulgan misterios en los ratos fugaces de indecibles imperios... cuyos tiernos mandatos y ansiadas tiranías de las claudicaciones saben las agonías!

Quiero brindarte versos porque te finjo buena, con no sé que bondades, y porque eres morena como la inspiradora de mis lejanos votos...
—perspectivas azules de paisajes remotos.—
Generosa que amparas de los fríos crüeles, como un fruto viviente de tus sanos vergeles, las rosas inviolables que tus labios oprimen.
(¡Oh las instigadoras del ensueño y del crimen!)
Paloma fugitiva de la Ciudad vedada, donde el Dolor muriera bajo la enamorada caricia del Consuelo: Ciudad donde las risas suenan como campanas de las futuras Misas!

\* \*

Ya sobre los hastíos de tus meditaciones, como en fugas radiantes escucharás canciones de músicas heráldicas, de las músicas locas que enardecen las ansias y enrojecen las bocas en besos fecundantes, cual rocíos de mieles que hasta en el yermo hicieron florecer los laureles. Yo, a tu rostro moreno consagraré violetas, las nerviosas amadas tristes de los poetas, y allá en las tibias tardes, serenas de optimismos, cuando al disipar todos tus más graves mutismos mis estrofas de hierro torturen tu garganta, has de pensar, acaso, si es un hierro que canta!

Como un deslumbramiento de rubias primaveras irradian y perfuman las dichas prisioneras de todos tus encantos. ¡Oh, poemas paganos! Heroína y señora de rondeles galanos: para que siempre puedas orquestar tus mañanas calandrias y zorzales mis selvas entrerrianas te ofrecen en mis trovas. Que en todos los momentos te den las grandes liras sus más nobles acentos, y revienten las yemas donde el Placer anida, en las exaltaciones gloriosas de la Vida que surgen en el cálido Floreäl de tus horas, como un carmen de auroras, eternamente auroras!

## A Carlos de Soussens

Caballero de Friburgo, de un castillo de aventuras, cuyas águilas audaces remontaron el Ideal, soñadoras de los nidos de las líricas futuras, la pupila al sol abierta, coronando las alturas en el vuelo de armonías de una musa: la orquestal.

Visionario de un ensueño que inspiró un vino divino, melancólicas vendimias de las uvas de tu Abril... tú también tendrás un Murger, y verá el barrio Latino perpetuarse tu bohemia; milagroso peregrino, compañero de prisiones en la Torre de marfil...

Que se cumpla, por tu gloria, la promesa de Darío, al decirte de una estatua sobre firme pedestal; que relinchen tus corceles los clarines de su brío; que la Virgen del sudario no desole con su frío el jardín de poesía de un eterno Floreäl.

En las misas de tu credo, más cordiales, más inquietas, que te canten y consagren fugitivo de Verlaine; que te nombren compasivas las *Mimis* y las *Musetas*, y relaten conmovidos sus pintores y poetas cuando entrabas predicando por tu azul Jerusalén...

Que tus pálidas princesas de inefables corazones, lleven lirios de tus rimas a un olímpico País... con las hostias fraternales de tus suaves comuniones, que el orfebre de los triunfos en tus líricos blasones, grabe todos tus laureles con olivo y flor de lis.

Ya serás en el recuerdo, cuando seas un pasado, como aquel de la leyenda que tus éxtasis meció, ya serás, para *in eternum*, de algun bronce perpetuado, como guardan tus memorias infantiles, por sagrado, aquel beso con que Hugo tu niñez acarició!

# A Juan Más y Pi

En la gran copa negra de la sombra que avanza quiero probar del vino propicio a la añoranza.

Quiero beber del vino que bebiéramos juntos, y estos ratos, de aquéllos, serán nobles trasuntos.

(No sé por qué esta hora, sombría y silenciaria, me ha invadido el cerebro de fiebre visionaria.)

En la acera de enfrente, su clara risa suena una muchacha alegre como una Nochebuena.

El arrabal, desierto, conmueve un organillo, y bailan las marquesas del sucio conventillo;

y vienen las memorias, conturbadas e inciertas como un vago regreso de ensoñaciones muertas...

...He leído tu libro. Un saludo levanta la voz del entusiasmo, que perdura y que canta;

, la voz alentadora de buenas expansiones en las largas teorías de nuestras comuniones.

Aquel señor tan loco... — Unico hijo de Dios, y Unico Caballero — nos hermanó a los dos.

(Y eso que tu quisiste, no sé por qué crüel sospecha inconfesable, serle una vez infiel...

Mas, ya estás perdonado. Pero en verdad te digo que en otra no te escapas sin sufrir tu castigo...)

En la calma severa de las meditaciones: dolor de tus constantes inquietas obsesiones,

ideando el derrotero de los rumbos plausibles se enfermó tu cabeza de ensueños imposibles...

Te veo como äntes, duro en el Bien y el Mal, pletórico de un ansia de vida ascensional.

De tus actuales fórmulas hiciste las amadas que en la expansión te ofrendan bellezas flageladas.

Has volcado el consuelo de tu mejor augurio en el vaso de angustias: el cáliz del tugurio.

Amas el bello gesto que en las horas aciagas tiene orgullo de púrpura para cubrir las llagas.

Te obseda el clamoreo de enormes muchedumbres que van, con su Epopeya de siglos, a las cumbres...

—Compañero: seamos en nuestra Misa diaria tentación, sermón, hostia: todo menos plegaria.

Cantemos en las liras de los credos tonantes la canción nunciadora de mañanas radiantes.

La vida es Dolor siempre, así cambie de nombre: es Dolor hecho carne y es Dolor hecho Hombre.

Libertémosla, entonces, de los contagios viles que, en la sangre, empobrecen los glóbulos viriles.

¡En marcha al País nuevo de las brumas ausentes, que un día vislumbraron los geniales videntes!

Derrotando el Silencio pregona la conquista el salmo combativo de un fuerte Verbo artista...

Pongamos en lo höndo de las frases más sacras besos consoladores que suavicen las lacras.

En procesión inmensa va el macilento enjambre: mordidas las entrañas por los lobos del hambre.

Lo custodia el Misterio, y lleva en sus arterias inoculado un virus de sórdidas miserias;

no hay que temer la lepra que roë los abyectos: quizá es peor la higiene de los limpios perfectos.

Efigien su nobleza también los infelices: ¡Blasón de los harapos, lis de las cicatrices!

Lidiemos en la justa de todos los rencores... insignias de los bravos modernos luchadores!

Para esperarte, amigo, después de la contienda, aunque sea en el yermo yo plantaré mi tienda.

Te envío, pues, mis versos, mis versos torturados, como flores amargas de jardines violados...

¡Y sean mis estrofas los heraldos cordiales de una lírica tropa de poemas triunfales!

# A J. J. Soiza Reilly

Al astrólogo Ensueño, sus novias: las estrellas, contáronle el secreto de unas cosas tan bellas que un ruiseñor lunático, que cantaba a las rosas, puso en sus sinfonías esas extrañas cosas.

Era un noble pronóstico, que, enigmáticamente, irradiaba su Verbo, como un límpido Oriente en gestación de soles. (Quizá una profecía de los magos geniales en blanca Epifanía).

Eran graves promesas. Era un coro de ästros que dejaba en la pauta sus luminosos rastros: Yo, en mi musa salvaje, los evoqué, y entonces hablaron las estrellas con la voz de los bronces.

Y así ritmo un saludo. Si hallas la canción dura, es porque cada estrofa tiene algo de armadura, que al corazón resguarda de la flecha amistosa: la que, al clavarse, a veces se vuelve ponzoñosa.

Tal vez en el Envío que trabaja mi mano me ayuda Perogrullo ¡tan ingenioso y llano! ...Son versos como zarzas, pero hay en sus rudezas muchas síntesis bravas de temidas bellezas.

La Epopeya del Triunfo se ha anunciado sonora, al galope del rojo centauro de la Aurora que llega, como heraldo de la Ciudad lejana, precursor del saludo, del laurel y la diana.

— Floraciones de músicas en un carmen de gloria — divulgan los clarines la futura Victoria, pues, sobre nidos de águilas, se ha soñado la lumbre de las teas clavadas en la más alta cumbre.

Desfilan en el biógrafo del recuerdo entusiasta, los resíduos amargos de la sufriente casta: tus vagabundos trágicos, tus tristes heroínas: testas de manicomios, cuellos de guillotinas;

tus perros soñadores, con nostalgias de luna, la historia de la humana pasión donde se aduna el delito y el beso, la amada y el suicida que se fué de la reja y después de la vida;

tus asesinos bárbaros, apóstoles del Crimen, tus pobres Margaritas que jamás se redimen, tus poetas borrachos, con hambres de apoteosis, tus Nietzsches de presidios en celdas de neurosis... Y lo demás y todo... La herida de la pena, que tiene tintes rojos para cada azucena, y el último lamento del niño moribundo que fué como un andrajo flotando sobre el mundo.

Y lo que no harás nunca: lo que ocultó su clave, tal alma que al cerrarse se guardara la llave, lo que dejó la vida, por infame y monstruoso, en una frase trunca de gesto doloroso.

...Sea tu credo, hermano, mezcla de luz y acero: el triunfador es bravo y es duro el justiciero, porque la bondad misma, no es sino el espejismo que esconde el burgués sello del señor Egoísmo.

Así, mantén tu lema: fuerte como la muerte, para siempre in eternum, porque ya de esa fuerte raza de Don Quijotes vamos quedando pocos:

—¡no hablaron de los vientres los Zarathustras locos!—

Acometan serenos los modernos andantes, que aun medran soberbios vestiglos y gigantes. ¡Cabeza y brazo para realizar el empeño: si Rocinante es torpe que venga Clavileño!

Den, sin temor, ejemplos de viriles acciones delante de las jaulas de todos los leones, y el burlador cobarde que se clave en la frente las bellezas normales que le hacen ser hiriente. Buscando los peligros, en ignoradas sendas, no sabrán las heridas de femeniles vendas, pero, eso sí, las lanzas, señores caballeros, encontrarán molinos y, aun mucho más, carneros,

entuertos y prejuicios, y otros añejos males, bellacos, malandrines, follones, hidetales y toda la caterva del torvo Encantamento que ha hêcho del abdomen Ideal y Pensamiento.

...Compañero: levanta, coronando imposibles, el quijotismo, y lleva, como armas invencibles, cuando emprendas alguna simbólica salida, el Genio por escudo, y por blasón la Vida!

# OFERTORIOS GALANTES



## DE LA TREGUA

Un instante no más. Vengo a cantarte la canción del laurel ¡Alza la frente que es la única digna del presente que, en mi salutación, voy a dejarte!

Tendrá el orgullo de tu sentimiento, hoy, otra vez, el soñador cansado que se acerca a buscar aquí, a tu lado, el generoso olvido de un momento.

Y en la tregua fugaz, mientras se asoma tu sol a mi pesar indefinido, consentirá el león, agradecido, que peine su melena una paloma.

Una ausencia gentil de mi fiereza, cortés claudicación admirativa, te dejará anunciarme, imperativa, la altivez inmortal de tu belleza. Pero, aunque pueda ser así, no quiero la sujeción de tus amables lazos, ni en la suave cadena de unos brazos de las ternuras ser un prisionero.

Ni aguardes que hasta ti caricias lleve, pues no debo quitarme la armadura ni aun en homenaje a tu hermosura, siendo el reposo de mi afán tan breve.

Y no puedo ceder, ni frente al rico róseo panal de tu sonrisa leda: ¡El hierro luce mal junto a la seda y el escudo no sirve de abanico!

Eso sí, en la canción, antes que vuelva a mi fuerte Ideal, verás, acaso, para orquestar las horas a tu paso, un regreso de alondras a mi selva.

Eso sí, la canción tiene un lirismo tierno y galante para cada beso que amanece en tus labios, y por eso se ha puesto a declinar mi pesimismo.

Tal es, pues que lo que digo; y hoy, que llenas mi odres de pasión con tus bondades, ¡sobre el rojo clavel de mis crueldades sangrarán mi perdón tus azucenas! ...Y después de beber en tus castalias, como en lago de amor tranquilo y terso, ¡te besaré las sienes con un verso para calzar de nuevo las sandalias!

## EL CLAVEL

Fué al surgir de una duda insinuativa cuando hirió tu severa aristocracia, como un símbolo rojo de mi audacia, un clavel que tu mano no cultiva.

Quizás hubo una frase sugestiva, o viera una *intención* tu perspicacia, pues tu serenidad llena de gracia fingió una rebelión despreciativa...

Y, así, en tu vanidad, por la impaciente condena de un orgullo intransigente, mi rojo heraldo de amatorios credos

mereció, por su símbolo atrevido, como un apóstol o como un bandido la guillotina de tus nobles dedos.

#### REVELACION

Lujosamente bella y exquisita, con aire de gitana tentadora, llegaste, adelantándote a la hora, rodeada de misterios a la cita.

El salón reservado oyó la cuita de una cálida noche pecadora, y al amor de tu carne ofrendadora reventaron las yemas de Afrodita.

Fué en esa breve noche de locuras, propicia al Floreäl de tus ternuras, que, cual glóbulos de ansias pasionales,

tu sangre delictuosa de bohemia infiltró en el cansancio de mi anemia el ardor de los fuertes ideäles!

## TUS MANOS

Me obsedan tus manos exangües y finas, ¡tus manos! puñales de heridas ajenas, cuando en el teclado predicen, en notas, las inapelables deseadas condenas...

Tus manos, amores de nardos y rosas, cuya Histeria tiene sangre de pasiones, como aquellas suaves que guardan ocultas en venas azules sombrías traiciones.

Como las nerviosas manos de mi amada, que, en largas teorías de gestos cordiales, devotas del dulce crimen amatorio, degüellan mis mansos corderos pascuales!

#### **EXOTICA**

Tiene un rico sabor de canela el encanto andaluz que derrama ese hermoso donaire flamenco, que trajiste del barrio de Triana.

— En su patio de sol, vió Sevilla adornarse por ti las guitarras, hoscos ceños de majos celosos y torneos de fieras navajas. —

A tu lado, me envuelve en perfumes la mantilla que cubre tus gracias, y tu sangre, de ardor y misterio, su bravía pasión me contagia.

Y me pongo a pensar en heridas de claveles y frutas moradas, cuando se abre la flor de tus labios en el carmen de todas las ansias.

Y me llenan de luz la cabeza, yo no sé que canciones bizarras de tu tierra de amor y alegría,
y deseo aventuras extrañas,
aventuras rarísimas, cuando
— como un vaso de néctar de Málaga —
en la copa mortal de tus besos
bebo un vino de sangre gitana.

# EN SILENCIO

Que este verso, que has pedido, vaya hacia ti, como enviado de algún recuerdo volcado en una tierra de olvido... para insinuarte al oído su agonía más secreta, cuando en tus noches, inquieta por las memorias, tal vez, leas, siquiera una vez, las estrofas del poeta.

¿Yo..? Vivo con la pasión de aquel ensueño remoto, que he guardado como un voto, ya viejo, del corazón. ¡Y sé, en mi amarga obsesión, que mi cabeza cansada, caerá, recién, libertada de la prisión de ese ensueño ¡cuando duerma el postrer sueño sobre la postrer almohada!

#### DE PRIMAVERA

En un carro triunfal hecho de auroras, y envueltas en flotantes muselinas, con impudor de audacias femeninas han llegado las nuevas doce horas.

El viejo de las frígidas doloras, lloradas en letales sonatinas, va huyendo, incorruptible, en sus neblinas, de las doce muchachas pecadoras.

¡Una orgía de luz..! Hoy se ha llenado de músicas el nido fecundado, y el cantor de selváticos poemas,

heraldo de los sueños germinales —
 anuncia en sus pregones orquestales
 el reventar glorioso de las yemas!

#### **INVITACION**

Amada, estoy alegre: ya no siento la angustiosa opresión de la tristeza: el pájaro fatal del desaliento graznando se alejó de mi cabeza.

Amada, amada: ya, de nuevo, el canto vuelve a vibrar en mí, como otras veces; ;y el canto es hombre, porque puede tanto, que hasta sabe domar tus altiveces!

Ven a oir. Abandona la ventana... Deja al mendigo en paz. ¡Son tus ternuras, para el dolor, como las de una hermana, y sólo para mí suelen ser duras!

¡Manos de siempre compasiva y buena, yo tengo todo un sol para que alumbres ese olímpico rostro de azucena hecho de palidez y pesadumbres!

Hoy soy así. Soy un poeta loco que ve su dicha de tus tedios presa... ¡Ven y siéntate al piano: bebe un poco de champán en la música francesa!

No quiero verte triste. De tu cara borra ese esguince de pesar cansino... ¡Hoy yo quiero vivir... ¡Qué cosa rara, hoy tengo el corazón lleno de vino!

### EN EL PATIO

Me gusta verte así, bajo la parra, resguardada del sol del medio día, risueñamente audaz, gentil, bizarra, como una evocación de Andalucía.

Con olor a salud en tu belleza, que envuelves en exóticos vestidos, roja de clavelones la cabeza y leyendo novelas de bandidos.

—¡Un carmen andaluz, donde florecen, en los viejos rincones solitarios, los rosales que ocultan y ensombrecen la jaula y el color de tus canarios!—

¡Cuántas veces no creo al acercarme, todo como en un patio de Sevilla, que tus más frescas flores vas a darme, y a ofrecerme después miel con vainilla! O me doy a pensar que he saboreado, mientras se oye una alegre castañuela, un rico arroz con leche, polvoreado de una cálida gloria de canela.

¡Cómo me gusta verte así, graciosa, llena de inquietos, caprichosos mimos, rodeada de macetas, y, golosa, desgranando pletóricos racimos!

Y mojarse tus manos delincuentes, al reventar las uvas arrancadas, como en sangre de vidas inocentes a tu voracidad sacrificadas!...

Y ver vagar, cruelmente seductora, en esos labios finos y burlones, tu sonrisa de Esfinge, turbadora de mis calladas interrogaciones.

Y desear para mí, las exquisitas torturas de tus dedos sonrosados, ¡que oprimen las doradas cabecitas de los dulces racimos degollados!

## TU SECRETO

¡De todo te olvidas! Anoche dejaste aquí, sobre el piano, que ya jamás tocas, un poco de tu alma de muchacha enferma: un libro, vedado, de tiernas memorias.

Intimas memorias. Yo lo abrí, al descuido, y supe, sonriendo, tu pena más honda, el dulce secreto que no diré a nadie: a nadie interesa saber que me nombras.

...Ven, llévate el libro, distraída llena de luz y de ensueño. Romántica loca... ¡Dejar tus amores ahí, sobre el piano! ...De todo te olvidas ¡cabeza de novia!

# FILTRO ROJO

Porque hasta mí llegaste silenciosa, la ardiente exaltación de mi elocuencia derrotó la glacial indiferencia que mostrabas, altiva y desdeñosa.

Volviste a ser la de antes. Misteriosa, como un rojo clavel tu confidencia reventó en una amable delincuencia con no sé que pasión pecaminosa.

Claudicó gentilmente tu arrogancia, y al beber el locuaz vino de Francia, —¡oh, las uvas doradas y fecundas!—

una aurora tiñó tu faz de armiño, ¡y hubo en la jaula azul de tu corpiño un temblor de palomas moribundas!

# DESPUÉS DEL OLVIDO

Porque hoy has venido, lo mismo que antes, con tus adorables gracias exquisitas, álguien ha llenado de rosas mi cuarto como en los instantes de pasadas citas.

¿Te acuerdas?... Regreso de noches lejanas, aun guardo, entre otras, aquella novela con la que soñabas imitar, a ratos, no sé si a Lucía, no sé si a Grazziela.

Y aquel abanico, que sentir parece la inquieta, la tibia presión de tu mano; aquel abanico ¿te acuerdas? Trasunto de aquel apacible, distante verano...

Y aquellas memorias que escribiste un día!
—un libro risueño de celos y quejas.—
¡Rincón asoleado! Rincón pensativo
de cosas tan vagas, de cosas tan viejas!...

Pero no hay los versos: ¡Qué quieres!... te fuiste!
—¡Visión de saudades, ya buenas, ya malas! —
La nieve incesante del bárbaro astío
¿no ves? ha quemado mis líricas alas.

... Para que añoranzas? Son filtros amargos como las ausencias sus hoscos asedios... Prefiero las rosas, prefiero tu risa que pone un rayito de sol en mis tedios.

Y porque al fin vuelves, después del olvido, en hora de angustias, en hora oportuna, alegre como antes, es hoy mi cabeza una pobre loca borracha de luna!

#### TU RISA

Cuando escucho el rojo violín de tu risa, en el que olvidados acordes evocas, un cálido vino — licor de bohemia me llena el cerebro de músicas locas.

Un vino que moja tu noble garganta...

— una húmeda jaula de finos cristales, cuyas orquestales invisibles rejas, aprisionan raros divinos zorzales.—

Y cuando lo escancias, cordiales de un ritmo que roba caricias a los terciopelos, caen en mi copa, de espumas amargas, cual lluvia de estrellas de líricos cielos.

¡Tu risa!.. Me encanta, me obseda el oído, como un intangible sonoro teclado sobre el que han volcado los duendes amables un rico y bullente champaña dorado! No sé porque a veces, si en rápida fuga tus polifonías se van diluyendo, por mi éxtasis pasan tristes y jocosos pierrots que muriesen llorando y riendo...

No sé porque a veces me quedo pensando en óperas breves, donde colombinas hermosas y rubias, fingiesen collares de luz en las danzas de las serpentinas.

O, muy vagamente, bajo mecedores gentiles ensueños de cosas francesas, me creo en florido jardín de Versalles, acechando un coro de lindas marquesas.

Si acaso disipa mis hondos mutismos, con su leve magia de dulces misterios, en la quietud vibra, como una sonata de alegres clarines en un cementerio.

Cuando en el silencio, custodiando el Odio, llegan del Hastío las rondas crüeles, sobre esas heridas: flores de la sombra, ella agita y vuelca su taza de mieles...

Cuando en mis severas Misas taciturnas se oye tu fanfarria, de sones ligeros, el Genio, vencido por tu musa loca suaviza del rito los bronces austeros. Tus líricas flautas y tus ocarines anuncian la fiesta de las harmonías, y mariposean por toda la gama crescendos chispeantes como pedrerías.

Por eso, semeja tu boca un mineático salón, decorado con frescos de notas, donde baila siempre, cautiva parlera, una roja dama, galantes gavotas.

Por eso, te ofrecen mis cisnes altivos, que tus adorables alondras desdeñan, la dulce agonía del último canto y doblan el cuello y escuchan y sueñan.

Por eso, si bebo tu risa bohemia,

— armónico vaso de néctares suaves —
¡mi pobre cabeza se llena de luna
y claudican todos sus órganos graves!

#### RATOS BUENOS

Está lloviendo paz. ¡Qué temas viejos reviven en las noches de verano!...
Se queja una guitarra, allá, a lo lejos, y mi vecina hace reir el piano.

Escucho, fumo y bebo, mientra el fino teclado da otra vez su sinfonía:
El cigarro, la música y el vino, familiar, generosa trilogía...

...; Tengo unas ganas de vivir la riente vida de placidez que me rodea!

Y por eso quizás, inútilmente, en el cerebro un cisne me aletea...

¡Qué bien se está, cuando el ensueño en una tranquila plenitud se ve tan vago!...
¡Oh, quien pudiera diluir la Luna
y beberla en la copa, trago a trago!

Todo viene apacible del olvido en una caridad de cosas bellas, así como si Dios, arrepentido, se hubiese puesto a regalar estrellas.

¡Qué agradable quietud! ¡Y qué sereno el ambiente, al que empiezo a acostumbrarme, sin un solo recuerdo, malo o bueno, que, importuno, se acerque a conturbarme.

Y me siento feliz, porque hoy tampoco ha soñado imposibles mi cabeza: En el fondo del vaso, poco a poco se ha dormido, borracha, la tristeza...

#### A LA ANTIGUA

¡Oh, señora: gentil dama de mis noches, ¡oh, señora, mi señora, yo le ruego que abandone esa romántica novela: orgullosa favorita de sus dedos.

Que abandone sus historias de aventuras, donde hay citas, donde hay dueñas y escuderos callejuelas y sombríos embozados y tizonas y amorosos devaneos;

acechanzas del camino y estocadas de cadetes o gallardos mosqueteros, y, amador noble y rendido de su reina, algún Buckinghan lujoso y altanero.

Que abandone, le repito, su romance, su romance mentiroso, pues confieso que me enoja la atención que le dispensa, con agravio de mis quejas y mis celos. De mis celos, sí, lo digo, tal me tienen las hazañas del cuidado caballero, a quien sueña usted señora, contemplando sus balcones, con la escala de Romeo.

¡Oh, señora, mi señora! son las doce... ¿Hasta cuándo piensa usted seguir leyendo? ¡Hay valor en su tenaz indiferencia que no teme los peligros del silencio!...

Son las doce: ya se aprontan los aleves, los galantes foragidos de los besos, a cruzar la callejuela de unos labios donde anoche asesinaron al Ensueño...

¡Ay, entonces, de las bocas asaltadas por los rojos embozados del Deseo! ¡Ay de usted señora mía si la encuentran... ¡Que la salve su hazañoso caballero!

#### LAS MANOS

A todas las evoco. Pensativas, cual si tuvieran alma, yo las veo pasar, como teorías que viniesen en las estancias líricas de un verso.

Las buenas, las cordiales, generosas madrecitas de olvidos en los duelos, las buenas, las cordiales, que ya nunca las volvimos a ver, ni en el recuerdo.

Las manos enigmáticas, las manos con vagos exotismos de misterio, que ocultan, como en libros invisibles, las fórmulas vedadas del Secreto.

Las manos que coronan los designios, las manos vencedoras del Silencio, en las que sueña, a veces, derrotado, un tardío laurel de luz el genio. Las pálidas, con sangre de azucenas, violadas por los duendes de los besos, que vi una vez, nerviosas, deslizarse sobre la gama azul de un florilegio.

Las manos graves de las novias muertas, rígidas desposadas de los féretros, leves hostias de ritos amatorios que ya nunca jamás comulgaremos;

esas manos inmóviles y extrañas, que se petrificaron en el pecho como una interrogante dolorosa de la inmensa ansiedad del postrer gesto.

Las crüeles que saben el encanto del fugaz abandono de un momento. Las exangües, las castas como vírgenes, severas domadoras del Deseo.

Las santas, inefables, las ungidas con mirras de perdón y de consuelo: amadas melancólicas y breves de los poetas y de los enfermos.

Las románticas manos de las tísicas, que, en la voz moribunda de un arpegio, como conjuro agónico angustiado, llamaron a Chopin, desfalleciendo... Las manos que derraman por la noche los filtros germinales en el lecho: las que escriben las cláusulas fecundas sobre las carnes que violó el invierno.

Las manos sin amor de las amadas, más frías y más blancas que el pañuelo que se esfuma en las largas despedidas como paloma del adiós supremo.

¡Las Unicas, las fieles, las anónimas, las manos que en los ojos de algún muerto pusieron, al cerrarlos, la postrera temblorosa caricia de sus dedos!

Las manos de bellezas irreäles, las manos como lirios de recuerdos, de aquellas que se fueron a la luna, en la piedad del éxtasis eterno.

Las místicas, fervientes como exvotos, inmaterializadas en el rezo, las manos que humanizan las imágenes de los blondos y tristes nazarenos.

Y las manos que triunfan del Olvido, ¡esas, blancas como el remordimiento de no haberlas besado, ni siquiera con el beso intangible del ensueño!

## A COLOMBINA, EN CARNÁVAL

Colombina ¿qué se hicieron tus risas de cascabel? ;Ah! desde que se perdieron — lo saben quienes te oyeron — quedó inconcluso un rondel...

Surge de las viejas salas y como antes, oportuna, vuelve a reinar, hoy que exhalas suspiros por las escalas con que asaltaste la luna.

¿Por qué ese reir que suena como un fúnebre fagot?... Si es la que yo sé tu pena, no te aflijas, que serena fué la muerte de Pierrot. Murió de haberte querido...
Y ahora que sé tu mal,
para empaparte de olvido,
voy a mojar tu vestido
con agua de madrigal.

Pero debo imaginarte entre todas confundida, si es que quieres disfrazarte, y así, empezaré a rimarte la estrofa ayer ofrecida.

Y puesto que eres coqueta, sensible a un buen decidor, porque lo mandas, inquieta, me vestiré de poeta para cantarte mejor.

Anónima enmascarada que vas, nerviosa, a la cita, de sutil gasa adornada, como una media calada que a la indiscreción incita:

Lleva el disfraz colorado, que te acompaña al placer, la sangre que ha derramado un corazón reventado en tus manos de mujer. Marquesita sin blasones, sabia en la broma galante, que escuchas en los salones correr mil murmuraciones de elogios a la intrigante...

¡Cómo luce tu altanero orgullo de flor de lis cuando habla ese caballero con traje de mosquetero del tiempo de algún rey Luis...

Coqueta, linda coqueta, risueñamente locuaz: escondida y bien sujeta lleva siempre la careta debajo del antifaz.

Pues que está oculta la hermosa la fina mano enguantada, ¡van, en la seda olorosa, cinco lirios color rosa corriendo una mascarada!

Como adivino un deseo de burla, en tu voz, y tienes la gracia del discreteo, me disfrazaré de Orfeo para domar tus desdenes. ¿ Qué es esa melancolía que a conturbar así llega el alma de tu alegría?... ¡Bien haya la bizarría del gesto que te doblega!

¡Ensueño de marmitones, triste y loca fregatriz que, por breves ilusiones, abandona sus fogones en traje de emperatriz;

Por la gloria de la gracia de tu altivez de heroína, de tan bella aristocracia, ha claudicado la acracia del changador de la esquina.

Modista, pobre tendera, o esclava del obrador: vestida de primavera, ya rendirás al hortera, tenorio de mostrador.

Flor que aroma el delincuente búcaro del *Cafetin*, loca máscara insolente que aguarda lista, impaciente, su gallardo bailarín.

Ebrio de amor y de vino, sensual donaire guarango lucirá tu cuerpo fino, esta noche en el Casino cuando te entusiasme el tango.

Muchacha conventillera que, en apuros maternales, pasaste la noche entera arreglando esa pollera, honra y prez de los percales,

ya, despertando las ganas de otras de la vecindad, irás con tus dos hermanas, Terpsicores suburbanas, a un baile de sociedad...

Mascarita... viejecita, ¡en que deslumbrantes fugas va tu añoranza bendita!... ¡Viejecita, mascarita de careta con arrugas!...

...Colombina ¿Qué se hicieron tus risas de cascabel? ¡Ah! desde que se perdieron, lo saben quienes te oyeron quedó inconcluso un rondel... ¡Venga la flauta divina de tu risa de cristal!... ¡Colombina, Colombina: allá va una serpentina continuando el madrigal!



# EL ALMA DEL SUBURBIO

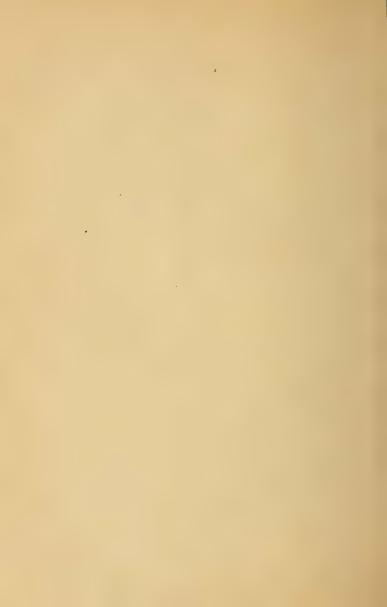

#### EL ALMA DEL SUBURBIO

El griego *musicante* ya desafina en la suave habanera provocadora, cuando se anuncia a voces, desde la esquina «el boletín — famoso — de última hora».

Entre la algarabía del conventillo, esquivando empujones pasa ligero, pues trae noticias, uno que otro chiquillo divulgando las nuevas del pregonero.

En medio de la rueda de los marchantes, el heraldo gangoso vende sus hojas... donde sangran los sueltos espeluznantes de las acostumbradas crónicas rojas.

Las comadres del barrio, juntas, comentan y hacen filosofía sobre el destino... mientras los testarudos hombres intentan defender al amante que fué asesino. La cantina desborda de parroquianos, y como las *trucadas* van a empezarse, la mugrienta baraja cruje en las manos que dejaron las copas que han de jugarse.

Contestando a las muchas insinuaciones de los del grupo, el héroe del homicidio de que fueron culpables las elecciones, narra sus aventuras en el presidio.

En la calle, la buena gente derrocha sus guarangos decires más lisonjeros, porque al compás de un tango, que es «La Morocha», lucen ágiles *cortes* dos orilleros.

La tísica de enfrente, que salió al ruido, tiene toda la dulce melancolía de aquel verso olvidado pero querido que un payador galante le cantó un día.

La mujer del obrero, sucia y cansada, remendando la ropa de su muchacho, piensa, como otras veces, desconsolada, que tal vez el marido vendrá borracho.

...Suenan las diez. No se oye ni un solo grito; se apagaron las velas en las bohardillas, y el barrio entero duerme como un bendito sin negras opresiones de pesadillas.

Devuelven las oscuras calles desiertas el taconeo tardo de los paseantes; y dan la sinfonía de las alertas en su ronda obligada los vigilantes.

Bohemios de rebeldes crías sarnosas, ladran algunos perros sus serenatas, que escuchan, intranquilas y desdeñosas, desde su inaccesible balcón las gatas.

Soñoliento, con cara de taciturno, cruzando lentamente los arrabales, allá va el gringo... ¡pobre Chopín nocturno de las costureritas sentimentales!

¡Allá vá el gringo! como bestia paciente que uncida a un viejo carro de la Harmonía arrastrase en silencio, pesadamente, el alma del suburbio, ruda y sombría!

### LA VIEJECITA

Sobre la acera, que el sol escalda, doblado el cuerpo — la cruz obliga — lomo imposible, que es una espalda desprecio y sobra de la fatiga, pasa la vieja, la inconsolable, la que es, apenas, un desperdicio del infortunio, la lamentable carne cansada de sacrificio.

La viejecita, la que se siente un sedimento de la materia, deshecho inútil, salmo doliente del Evangelio de la Miseria.

Luz de pesares, propios o ajenos, sobre la pena de su faz mustia dejan estigmas, de dolor llenos, entristeciendo su misma angustia; su misma angustia que ha compartido, como el mendrugo que no la sacia, con esa niña que ha recogido,

retoño de otros, en su desgracia.

Esa pequeña que va a su lado, la que mañana será su apoyo, flor del suburbio desconsolado, lirio de anemia que dió el arroyo.

Vida sin lucha, ya prisionera, pichón de un nido que no fué eterno. ¡Sonriente rayo de primavera sobre la nieve de aquel invierno! Radiación rubia de luz que ärde como un sol nuevo frente a un ocaso, triste promesa, mujer más tarde linda y deseada que será, acaso, la Inés vencida, la dulce monja de los tenorios de la taberna, cuando el encanto de la lisonja le dé su frase nefanda y tierna.

— Ritual vedado de sensaciones trágicos sueños, fiebres aciagas, hostias de vicios y tentaciones de las alegres jóvenes magas...

¡Que de heroínas, pobres y oscuras, en esos dramas ¡cuantas Ofelias! Los arrabales tienen sus puras tísicas Damas de las Camelias —

Por eso sufre, la mendicante, como una idea terrible y fija que no ha empañado su amor radiante por esa hija que no es su hija.

Mas sus bellezas de renunciada jamás del crudo dolor la eximen... ¡sin haber sido, siquiera, amada se siente madre de los que gimen!

Madre haraposa, madre desnuda, manto de amores de barrio bajo: ¡es una amarga protesta muda esa devota de San Andrajo, que conociese sólo los besos de rudos fríos en los portales, como descanso para sus huesos solo le dieron los hospitales!

Girón humano que siempre flota sobre sus ansias indefinibles, bondad enferma que no se agota ni en las miserias irredimibles que la torturan, sin un olvido para sus lacras, para su suerte: con la certeza de haber vivido como un despojo para la muerte!

Por eso, a veces, tiene amarguras, tiene amarguras de derrotada, que se traducen en frases duras y dan en llanto de resignada; pues nunca supo la miserable, de amor alguno, grande o pequeño, que la alentara, no le fué dable

sobre la vida soñar un sueño.

La dominaron los sinsabores, que la flagelan como a inocente: ¡en la vendimia de los amores fué desgranado racimo ausente!

Fué la azucena sobre el pantano, flor de desdichas, a libertarla no vino nadie, no hubo una mano que se tendiese para arrancarla.

Sin transiciones, siempre vencida, ni en el principio de su mal mismo tuvo las glorias de la caida: Su primer cuna ya era el abismo.

Bajo un hastío que no deseara, pasó su noche sin una aurora sin que en la vida la conturbara ni una impaciencia de pecadora.

Y así, ha guardado con sus pesares como un reproche, que se refleja en las arrugas, sus azahäres de nunca novia, de virgen vieja.

Los años muertos sólo dejaron esa agonía que no la mata... ¡Jamás a ella la aprisionaron, como entre flores, rejas de plata!

Forjó ilusiones, y las más leves la sepultaron como en escombros; sobre su testa cayeron nieves y honras de arapos sobre sus hombros.

Porque fué buena, dió en la locura de cubrir todas sus cicatrices: puso los besos de su ternura en sus hermanos, los infelices.

Por eso, a veces, tiene su duelo en sus cansados ojos sin brillo, llantos que caen como un consuelo sobre las llagas del conventillo.

Carne que azotan todos los males, burla sangrienta de los muchachos, dádiva y sombra de los portales, mancha de vino de los borrachos:

Ahí va la vieja, como una hiriente fórmula ruda de una ironía: llena de sombras en la esplendente, en la serena gloria del día.

Tal vez alguna visión extraña ha conmovido su indiferencia, pues ha cruzado triste y huraña como una imagen de la demencia.

¡Y allá — sombría, y adusto el ceño, obsesionada por las crueldades — va taciturna, como un ensueño que derrotaron las realidades!

#### EL GUAPO

A la memoria de San Juan Moreira Muy devotamente.

El barrio le admira. Cultor del coraje, conquistó, a la larga renombre de osado; se impuso en cien riñas entre el compadraje y de las prisiones salió consagrado.

Conoce sus triunfos y ni aun le inquieta la gloria de otros, de muchos temida, pues todo el Palermo de acción le respeta y acata su fama, jamás desmentida.

Le cruzan el rostro, de estigmas violentos, hondas cicatrices, y quizás le halaga llevar imborrables adornos sangrientos: caprichos de hëmbra que tuvo la daga.

La esquina o el patio, de alegres reuniones, le oye contar *hechos*, que nadie le niega: ¡con una guitarra de altivas canciones él es Juan Moreira, y él es Santos Vega! Con ese sombrero que inclinó a los ojos con esa melena que peinó al descuido, cantando aventuras, de relatos rojos, parece un poeta que fuese bandido.

Las mozas más lindas del baile orillero para él no se muestran esquivas y hurañas, tal vez orgullosas de ese compañero , que tiene aureolas de amores y hazañas.

Nada se le importa de la envidia ajena, ni que el rival pueda tenderle algun lazo: no es un enemigo que valga la pena... pues ya una vez lo hizo ca...er de un hachazo.

Gente de avería, que aguardan crüeles brutales recuerdos en los costurones que dejará el tajo, sumisos y fieles, le siguen y adulan imberbes matones.

Aunque le ocasiona muchos malos ratos, en las elecciones es un caudillejo que por el buen nombre de los candidatos en los peores trances expone el pellejo...

Pronto a la pelea — pasión del cuchillo que ilustra las manos por él mutiladas — su pieza, amenaza de algún conventillo, es una academia de ágiles visteadas.

Porque en sus impulsos de alma pendenciera desprecia el peligro sereno y bizarro, ¡para él la vida no vale siquiera la sola pitada de un triste cigarro!..

... Y allá va pasando con aire altanero, luciendo las prendas de su gallardía, procaz e insolente como un mosquetero que tiene en su guardia la chusma bravía.

## DETRÁS DEL MOSTRADOR

Ayer la vi, al pasar, en la taberna, detrás del mostrador, como una estatua... Vaso de carne juvenil que atrae a los borrachos con su hermosa cara.

Azucena regada con ajenjo, surgida en el ambiente de la crápula, florece, como muchas, en el vicio perfumando ese búcaro de miasmas.

¡Canción de esclavitud! Belleza triste, belleza de hospital, ya disecada quien sabe porque mano que la empuja, casi siempre, hasta el sitio de la infamia...

Y pasa sin dolor, así, inconsciente, su vida material de carne esclava: ¡copa de invitaciones y de olvido sobre el hastiado bebedor volcada!

## EL AMASIJO

Dejó de castigarla, por fin cansado de repetir el diario brutal ultraje, que habrá de contar luego, felicitado, en la rueda insolente del compadraje.

— Hoy, como ayer, la causa del *amasijo* es, acaso, la misma que le obligara hace poco, a imponerse con un *barbijo* que enrojeció un recuerdo sobre la cara. —

Y se alejó escupiendo, rudo, insultante, los vocablos más torpes del *caló* hediondo que como una asquerosa náusea incesante vomita la cloaca del bajo fondo.

En el cafetín crece la algarabía, pues se está discutiendo lo sucedido, y, contestando a todos, alguien porfía que ese derecho tiene sólo el marido... Y en tanto que la pobre golpeada intenta ocultar su sombría vergüenza huraña, oye, desde su cuarto, que se comenta como siempre en risueño coro la hazaña.

Y se cura llorando los moretones
—lacras de dolor, sobre su cuerpo enclenque...—
¡que para eso tiene resignaciones
de animal que agoniza bajo el rebenque!

Mentras escucha sola, desesperada, como gritan las otras ... rudas y tercas, gozando en su bochorno de castigada, burlas tan de sus bocas ... ¡burlas tan puercas!...

#### EN EL BARRIO

Ya los de la casa se van acercando al rincón del patio que adorna la parra, y el cantor del barrio se sienta, templando, con mano nerviosa la dulce guitarra.

La misma guitarra, que aun lleva en el cuello la marca indeleble, la marca salvaje de aquel despechado que soñó el degüello del rival dichoso tajeando el cordaje.

Y viene la trova: rimada misiva, en décimas largas, de amante fiereza, que escucha insensible la despreciativa moza, que no quiere salir de la pieza...

La trova que historia sombrías pasiones de alcohol y de sangre, castigos crüeles agravios mortales de los corazones y muertes violentas de novias infieles... Sobre el rostro adusto tiene el guitarrero viejas cicatrices de cárdeno brillo, en el pecho un hosco rencor pendenciero y en los negros ojos la luz del cuchillo.

Y muestra, insolente, pues se va exaltando, su bestial cinismo de alma atravesada: ¡Palermo le ha oído quejarse, cantando celos que preceden a la puñalada!

Y no es para el *otro* su constante enojo...; A ese desgraciado que a golpes maneja, le hace el mismo caso, por bruto y por flojo, que al *pucho* que olvida detrás de la oreja!

¡Pues tiene unas ganas su altivez airada de concluir con todas las habladurías!... ¡Tan capaz se siente de hacer una hombrada de la que hable el barrio tres o cuatro días!...

... Y con la rudeza de un gesto rimado, la canción que dice la pena del mozo termina en un ronco lamento angustiado, como una amenaza que acaba en sollozo!

### DE LA ALDEA

Regresan de la era. Se oyen cercanas las fuertes risotadas y las canciones con que animan la vuelta los mocetones que siguen, desde lejos, a las aldeanas.

Ya, detrás de las rejas de las ventanas, estudian las muchachas contestaciones, para dar a las tímidas declaraciones que de rústicos labios salen galanas.

Como van a concluirse las romerías, crecen las estruendosas algarabías...
Y, halagando a una novia provocadora,

pasa diciendo un mozo de porte fiero, al son de la guitarra conquistadora, las postreras hazañas de un bandolero.

## RESIDUO DE FÁBRICA

Hoy ha tosido mucho. Van dos noches que no puede dormir; noches fatales, en esa oscura pieza donde pasa sus más amargos días, sin quejarse.

El taller la enfermó, y así, vencida en plena juventud, quizás no sabe de una hermosa esperanza que acaricie sus largos sufrimientos de incurable.

Abandonada siempre, son sus horas como su enfermedad: interminables. Sólo, a ratos, el padre se le acerca cuando llega borracho, por la tarde...

Pero es para decirla lo de siempre, el invariable insulto, el mismo ultraje: ¡le reprocha el dinero que le cuesta y la llama haragana, el miserable! Ha tosido de nuevo. El hermanito que a veces en la pieza se distrae jugando, sin hablarla, se ha quedado de pronto serio como si pensase...

Después se ha levantado, y bruscamente se ha ido, murmurando al alejarse, con algo de pesar y mucho de asco:
—que la puerca, otra vez escupe sangre...

## LA QUEJA

Como otras veces cuando la angustia le finge graves cosas hurañas, la infeliz dijo, después que el rojo vómito tibio mojó la almohada, las mismas quejas de febriciente, las mismas quejas entrecortadas por el delirio, las que ella arroja como un detritus de la garganta.

Bajo el recuerdo remoto y vivo, jornadas rudas de su desgracia, rápidos cruzan por la memoria sus desconsuelos de amargurada: desde el sombrío taller primero que vió su carne cuando era sana, hasta la hora de la caída de la que nunca se levantara.

Porque era linda, joven y alegre ascendió toda la suave escala: supo del fino vaso elegante que vuelca flores en la cloaca. Porque a su abismo lo creyó cumbre, leves mareos de la esperanza quizá embriagaron sus realidades puesto que huyeron sin inquietarla; y la salvaron de los hastios que levemente la desolaran, como poemas sentimentales, largos idilios de cortesana.

Después... terrible, llegó el descenso, y hubo agonías de lucha infausta: el tren lujoso, los bar de moda, -últimas glorias de consagradava no volvieron a mecer tiernas ensoñaciones interminadas, ya no volvieron ansias ocultas de las novelas de fe romántica, ni a obsedar, tristes, sus aventuras las heroinas que ella imitara, pues, desde entonces, casi insensible, vivió la vida de una de tantas... y enamoróse de un orillero, por un capricho, porque ostentaba, como un orgullo jamás vencido, adorno y premio de sus audacias, una imborrable cicatriz honda sobre su rostro: cuartel de cara brutal nobleza, blasón sangriento que con fiero arte grabó la daga.

La vió el suburbio pasar risueña, porque en sus horas inconfesadas de peregrina de los burdeles fué la devota que amó las llagas; y a su belleza rindió homenaje la inmunda jerga que deshojaba en delictuosas galanterías rosas obscenas para sus gracias; la jerga inmunda, que en madrigales volvió la torpe frase guaranga de los celosos apasionados, que bravamente, como ofrendadas invitaciones de amor, lucían vivos claveles en la solapa, largos reproches en sus cantares y torvas iras en las miradas. Sus caballeros... Esos a quienes por su coraje, la roja heráldica de las pendencias y las prisiones dió pergaminos de aristocracia.

Más tarde el otro... Las exigencias, las tiranías de aquel canalla que ella mantuvo, las indecibles horas de eterna mujer golpeada: ¡siempre el azote como caricia, siempre el azote sobre la espalda, sobre esos lomos que soportaron sin rebeliones de carne esclava:

¡lomos de pobre bestia sufrida,
de pobre bestia ya reventada!
Y aquella noche, ¡noche tremenda!
en que sintiendo la horrible náusea
del primer vómito, que arrancó el golpe
del bruto infame, loca de rabia,
embravecida, con todo su asco
le escupió al rostro su sangre insana...
Y otra vez, y otra; feroz recuerdo
del miserable, lleva la marca
lleva el estigma que dejó el tajo
con que, al marcharse, le abrió la cara.

Después, enferma... Los sufrimientos, las mentirosas voces de lástima o los insultos jamás velados:
¡La vida puerca, la vida mala!

Perdió en el lecho sus atractivos, y así, destruída la antigua gracia, ya no hubo triunfos, pues los deseos para saciarse la hallaron flaca...

Por eso a solas, hoy, en el cuarto donde se muere, donde le arranca hondos gemidos la tos violenta, la tos maldita que la desangra, bajo la fiebre que la consume tiene rencores de sublevada, ¡tiene unas cosas!... ¡Oh, si pudiera con los pulmones echar el alma!

Por eso grita su queja inútil de incosolable, la queja aciaga, inofensiva, porque en su boca son estertores de amordazada las frases duras que va arrojando como un detritus de la garganta llena de angustias, al mismo tiempo que los pedazos de sus entrañas!

#### LA GUITARRA

Porque en las partituras de su garganta ella orquesta la risa con el lamento, porque encierra una musa que todo canta, es la polifonista del sentimiento.

Por la prima aflautada vuelan las aves de las notas chispeantes y juguetonas, y, poblando el ambiente de voces graves, braman las roncas iras en las bordonas.

Arco de mil envíos. Carcaj de amores, hacen sus flechas raudas líricas presas, así como, en la pauta de los rencores, suele rugir el pueblo sus marsellesas.

Ella lauda en su solfa los caballeros del valor o del arte, y aun hay un gajo de laurel para todos los cancioneros de la fértil Provenza del barrio bajo. Por eso elogia siempre los más sensibles finos ensueños, como también halaga las audaces pasiones irresistibles de los fieros Tenorios de poncho y daga.

La luz de un viejo idilio, como aureola que ciñe su cordaje, quizás le llega desde el fondo de un rancho: que aunque española, conoció el amor gaucho de Santos Vega.

Bajo el alero en ruinas, contando duras malas correspondencias a sus deseos, con la magia vibrante de sus ternuras cautivan a las mozas criollos Orfeos.

Ella inspira en el baile las alabanzas de floridos requiebros y relaciones, o las citas fugaces en las mudanzas de los tristes cielitos y pericones.

O, a los lentos acordes provocativos, en su seno se agitan las habaneras, que, libertando locos besos cautivos, se desmayan sensuales en las caderas.

Organos y clarines, sus voces finas suenan, cuando en el rojo de sus vergeles florece la amargura de las espinas y sangra la epopeya de los laureles.

A sus cordiales sones apasionados, en las noches alegres de serenatas; envían los galanes desconsolados sus doloridas quejas a las ingratas...

Por sus historias pasan, como un gemido que presagiase largos fatales duelos, las románticas cuitas del pecho herido, o las rojas venganzas de los Otelos.

Cuando la pulsan toscas manos brutales, ella tiene temores de sensitiva, como bajo opresiones espirituales insinúa caprichos de novia esquiva.

 Melodiosos mensajes de las constancias se mecen las memorias en sus cadencias,
 y desde el infinito de las distancias
 vienen los «no me olvides» a las ausencias.

Ofrenda generosa de un dulce instante que llenase la caja de ritmos ledos, en las cuerdas sonoras puso una amante el beso, que, aun borrado, quema los dedos.

Calandrias fugitivas que van pasando, de tiempos de leyenda vivo trasunto, por ella todavía cruzan vagando los derroches de ingenio del contrapunto. Modulando responsos conmovedores, en la exaltación honda de su noble estro, dice las odiseas de payadores que murieron cantando como el Maestro.

En las manos del majo su gracia encela el alma de las chulas—sangre bravía—y, en su carmen de amores, vino y canela, revientan los claveles de Andalucía!

Castañuelas, jaleos, ricos mantones, manolas, bizarrías, rosas bordadas... ¡Se perfuman las sedas de sus canciones en el patio de aromas de las Granadas!

Corona los aplausos que le merecen las ágiles hazañas de los toreros, o sobre algún sombrío cuento aparecen evocadas visiones de bandoleros.

Vive en los Escoriales de los blasones, o en las Trianas flamencas de las Sevillas, ¡y ya es una marquesa de áureos salones, ya la pobre muchacha de las bohardillas!

Por eso, luce orgullos de aristocracia en la altivez de regios rasos triunfales, como también se llena de humilde gracia en la coquetería de los percales. A sus cálidos ritmos, de suaves tonos, en su hamaca de nervios y fantasía, mecen provocadoras sus abandonos las seis líricas damas de la Harmonía.

Es la polifonista del sentimiento; es la de los dolores y los placeres: ¡la que orquesta la risa con el lamento, la que canta aleluyas y misereres!

## LOS PERROS DEL BARRIO

Ya llegan cansados en rondas hambrientas a husmear buenos trozos entre los residuos: caridad de afables cristianas sirvientas que tienen por ellos cuidados asiduos.

La humildad que baja de sus lagrimales se trueca en desplantes de ladridos fieros: no en vano regresan de sucios portales cumplida su ingrata misión de cerberos.

Espíritus sabios en sus devociones, ladran sus blasfemias como ángeles malos, pero en los *oficios* de las contriciones los mueve a ser santos la unción de los palos.

Tal vez ellos mismos, en noches aciagas son los milagrosos geniales artistas, de bíblicas lenguas, que curan las llagas de anónimos Cristos sin evangelistas... En las castas horas de amables ensueños, son, regularmente, como nadie parcos en el decir, pero se tornan risueños cuando beben agua de luna en los charcos.

Gozan la primicia de las confidencias en los soliloquios de los criminales, y, como sus dueños, buscan las pendencias y aman los presidios y los hospitales.

De noche, consuelan la angustia infinita de las incurables que en los conventillos dulcemente lloran a la Margarita que muere en las teclas de los organillos.

Puntuales consignas, jamás olvidadas, son los que despiertan, fielmente severos, a las obreritas, en las madrugadas que anuncian las dianas de los gallineros.

Se entristecen cuando la mujer insulta

—... a ese sinvergüenza que aun no ha venido...

Y en su compañía descubren la oculta
lejana cantina donde está el marido.

Final de la ofensa nunca perdonada, rencor de los héroes de almas agresivas, gustan la belleza de la puñalada que alcanza a las locas muchachas esquivas. Crías corajudas, de castigo eximen a las delincuentas famas orilleras, si es que se discute la causa del crimen que apasionó al barrio semanas enteras...

Ponen sus rabiosas babas en los cuentos de las enredistas brujas habladoras, y asisten en días de arrepentimientos a las confesiones de las pecadoras.

Luctuosos de mugre van a los velorios donde, haciendo cruces, arañan las puertas y, muy compasivos, gruñen responsorios y recitan *Salves* por las novias muertas.

Hallan escondrijos de cosas guardadas, y, cautos, divulgan en el vecindario fórmulas secretas de alquimias, robadas al hosco silencio de algún visionario.

Con mucho sigilo, ferozmente serios en el amplio, oscuro templo de la acera, celebran sus ritos de foscos misterios, aullando exorcismos contra la perrera.

Custodian el acto, de extrañas figuras, los insospechados de infames traiciones: hay autoritarias torvas cataduras de perros caudillos y perros matones.

Uno, sobre todo, terror de valientes, jamás derrotado volvió a la covacha: ¡quizás Juan Moreira le puso en los dientes su daga de guapo sin miedo y sin tacha!

Y hay otro, apacible, gentilmente culto, de finos modales, ingenioso y diestro en estratagemas de escurrir el bulto, y a quien los noveles le llaman Maestro.

Y hay otro, que, cuando la fiesta termina, hablando a los fieles con raro lenguaje parece un apóstol de gleba canina que dice a las gentes su Verbo salvaje.

Y otro, primer premio de anuales concursos, y que, en saber, ante ninguno se agacha, es una promesa que sigue los cursos de las academias de un perro *Vizcacha*.

Y otro, que en su orgullo se llama nietzcheano, siempre maculado de filosofías, en cien bellas frases, de credo inhumano, expone a la Horda tremendas teorías...

Y otro, que con aire de doncel apuesto finge repulsiones hablando de acracia, cuidando la forma de su noble gesto impone el buen gusto de su aristocracia. Y otro, que el Domingo va a las conferencias, donde dragonea ya de libertario, afirma que toda clase de violencias es en estos días un mal necesario.

Y otro, patriotero, bravo y talentoso,
— nació en Entre - Ríos — elogiando el suelo
de su cuna, agrega, que en tiempo glorioso
fué hermano en *Calandria*, y hermano en mi abuelo.

Y otro, de impecada flacura de asceta, que a veces fulmina no sé que amenaza, es el escuchado tonante profeta que augura el destino mejor de la Raza.

Y algunos, que acaso fueran ovejeros en las mocedades de sus correrías, relatan historias de gauchos matreros con quienes pelearon a las policías.

Y otros, caballeros que leen Don Quijote y ya han recibido más de una pedrea, casi pontifican que siempre el azote ha sido recurso de toda ralea...

Y otros, familiares reliquias vivientes que atiende el Estado, sarnosos y viejos, mas con su prestigio de bocas sin dientes, inician a varios que piden consejos. ... Y ahí están. De pronto vuelven, todos juntos, a narrarse, en orden, sus melancolías: pregunta y respuesta, como en contrapuntos de fúnebres salmos que son letanías.

¡Parece que el alma de los payadores hubiese pasado por sobre la tropa, y que, frente a graves jueces gruñidores está Santos Vega y está Juan sin Ropa!

...¿Qué será ese inquieto pavor tumultuario que desde la sombra llega, a la sordina? ¡Cómo si rezasen lúgubres rosarios, de ostiles rumores se puebla la esquina!

Se van galopando... ¿Porque habrán huido? ... ¡Qué sola ha quedado la calle! ¡Qué hönda la pena del ronco furor del aullido! ¿No sientes, hermano? Se aleja la ronda...

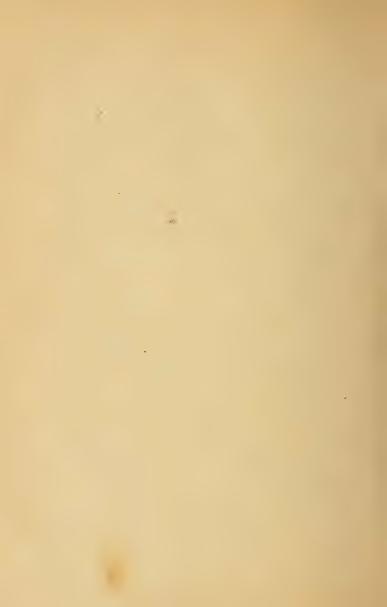

# RITOS EN LA SOMBRA



#### LOS LOBOS

Una noche de invierno, tan cruda que se fué del portal la Miseria, y en sus camas de los hospitales lloraron al hijo las madres enfermas, con el frío del Mal en el alma y el ardor del ajenjo en las venas, tras un hosco silencio de angustias, un pobre borracho cantó en la taberna:

Compañero: no salgas, presiento algo raro y ostil en la acera.
La invadieron aullando los lobos...
Asómate, hermano. ¡La calle está llena!

Son los mismos que espían tu paso en la sombra sin fin de tu senda, los que en sórdidas tropas se anuncian y en horas horribles arañan la puerta...

...; Qué no entiendes? ¿ No tiembla tu prole al salvaje ulular de las bestias?... ¿ Nunca vió la Desgracia? ¿ Fué siempre la entraña sin hambre, la entraña repleta?

... Continúan aullando ¿ no oiste?
Ritornelo feroz que resuena
como un lúgubre grito flotando
por sobre la cuna que mece la anemia.
¡Y son todos! No falta ninguno;
y la noche no pasa: es eterna.
El Dolor es invierno; te cubre:
No aguardes ni sueñes jamás primaveras.
El olvido está lejos; no viene
a dejar junto a ti su promesa,
su promesa de muerte ¡la Madre,
a veces tan mala y a veces tan buena!

Nunca nadie sabrá de la mano que pusiese en tus ojos la venda, con la cual has caído tan hondo que aquellos que quieren mirarte se ciegan. En tu anónimo abismo te agitas sin desear un regreso, en la inquieta sensación del inmenso desplome que arrastra consigo tus dudas tremendas. Sin embargo, quizás te azotaran, en la calma de tu indiferencia, — flageladas visiones de ensueño —

posibles terrores de locas tormentas. En el fondo temible de tu alma anda suelto un espanto de fiera: ¡qué curioso sería asomarse a ver si ella tiene también sus violencias!

..... No los ves? ¡Cómo asustan sus ojos, sus inmóviles ojos que velan en las noches infaustas, propicias al hórrido asedio clavado allí, afuera, cuando el Miedo desata sus hordas y las llagas del Crimen revientan, si, con ruda caricia indeleble, las toca una mano brutal que no tiembla. ¡Y tú sigues lo mismo! Diría que en tus sueños mejores tuvieras pesadillas de murrias de plomo letales desganos de fiebres ya viejas... Sin querer en tu ruta inquietante presentir, ni un momento siquiera, la amenaza mortal de un perenne furor sigiloso de fauces que acechan...

...No te rías... Ya vuelven de nuevo a rondar al amor de la niebla; las famélicas bocas enormes parece que llaman, imploran y esperan. Cubren toda la calle; bravíos, van marcando en la nieve sus huellas, como estigmas de atroces presagios, y, sórdidamente cansados, jadean. ¿Quién los traë? No sé. ¿Quién los llama? ¿Por qué huyeron, dejando sus selvas... Son tropeles que azuza el peligro y vienen de lejos como una inclemencia... ¿Mas, que buscan? Los lomos hirsutos extremecen sus rabias sangrientas: en un torpe rencor incesante tal vez una vida sus garras laceran.

¿Mujer... hijos? No quiero acordarme. Están ellos aquí?.. No te duermas... ¿Han aullado otra vez, o es el viento? Los dos se han unido y aguardan la presa. ¡Yo los siento volver: son los mismos, los conozco, los mónstruos que llegan: de mis largas vigilias guardianes y junto a mi lecho fatal, centinelas! ... Sus tentáculos hieren mi entraña... Mira, hermano, la noche ¡cuán negra! Se creyera que pasa la vida envuelta en un torvo girón de tinieblas. ¡Cómo cae la nieve, en la calle sin un rayo de luz! ¡qué tristeza! Si pudiese pensar, pensaría que dentro del alma me cabe una estepa...

¡Oh, mi sangre sin sol, mis pasiones mis oscuras heridas inciertas que en el borde filoso del vaso a todos los filtros del Odio se abrieran! ...Ven, acércate más. No te turbes y verás en la noche agorera como sobre la fúnebre ronda medita el Ensueño, con cara de pena... ¿Quién se ha puesto a reir? ¡Compañero: se han mezclado a los lobos las hienas!... El Silencio descubre su esfinge y, aullando, los mónstruos avanzan a tientas!...

...Hubo un ronco gemido en la sombra, se halló solo el borracho en la tienda y por eso la loca, la extraña mitad de aquel canto, quedó en la botella.

## IMÁGENES DEL PECADO

Enfermizas plenitudes
de emociones amatorias,
modernismo de lo Raro,
de embriagueces ilusorias,
que disfrazan las crudezas de sus credos materiales,
como fórmulas severas
de blasones impolutos,
que, discretos, disimulan
los salvajes atributos,
las paganas desnudeces de las fuerzas germinales.

Rosa-estigma que en los labios
han dejado los orfebres
de la Ardencia. Bestias malas
de lascivias y de fiebres,
que no doman los actuales filosóficos Orfeos,
acechando por las noches
los oficios sigilosos...

por las noches consteladas de los besos milagrosos que deshacen en las bocas el rubí de los deseos...

Predilecta medianoche
vagamente ensoñativa,
que ha exhumado un bello libro
de lectura sugestiva,
de encubiertas entrelíneas de extravíos irreales...
¡Oh, curiosa, febriciente
cabecita conturbada,
que en los tibios abandonos
delatados en la almohada
se fecunda de las sabias poluciones cerebrales!

¡Oh, cuán negros los hastíos
de las púberes sensuales:
¡Oh, cuán largas las esperas
de los pálidos nupciales,
en los ratos aburridos de cloróticas visiones...
cuando creen que las abejas
evocadas vendrán, fieles,
a traerles, compasivas,
con sus vinos y sus mieles,
as cantáridas nocturnas de las fuertes obsesiones...

Voz fatal que en los gentiles Evangelios de Afrodita, al cenáculo vedado

de su roja mesa invita.

¡Oh, furtivas comuniones en los cultos que revelan el peligro imaginable

de las hostias consagradas

donde, lívidas, se ocultan

las cabezas desmayadas

de los duendes cautelosos que en la extraña misa velan...

Neurasténica enclaustrada

cuyos lirios de pureza

ha violado sin esfuerzo

la triunfal Naturaleza:

Esa siempre parturienta, santamente dolorida.

- Fué la hora en que cayeron

deshojados los claveles,

que, al sangrar las castidades

en los tálamos crüeles,

los augurios se regaron con los filtros de la Vida. —

Virgen mística de celda,

brasa blonda de incensario,

fiel ritual de oscurantismo,

fría imagen de santuario,

por la fe de su Locura tonsurada contra el Vicio,

que ha sentido en los insomnios

conmover su paz austera

un satánico deseo

de su sangre de soltera, de su palma que claudica del inútil sacrificio.

Delicada sensitiva

de los cálidos antojos, que se burla de la ausencia

de la luz de los sonrojos...

Que exaltando sus caprichos — ¡los diabólicos, los al Cantar de los Cantares, [tiernos!...

siempre nuevo en sus caricias,

sabe ungir de la gloriosa

caridad de sus delicias

a las vértebras que sufren el horror de los inviernos.

Favorita del Nirvana,

de los vinos superfinos,

espasmódica del etér,

que ilustró los pergaminos

de la nueva aristocracia del hatchis y la morfina:

Ofertorio inconfesable

de exquisita delincuencia,

generosa, sorprendente

bien gustada quintaesencia

de ilusión por el pecado de la copa clandestina...

Pubertad de conventillo

que, en su génesis, halaga

la teoría lamentable

del harapo y de la llaga, silenciando la inconsciente repulsión a lo maldito.. Alentadas bizarrías

de muchacha sensiblera, que presume ingénuamente de Manón arrabalera, suavemente flagelada por las sedas del Delito.

Cortesana de suburbio,

que se sabe mustia y vieja
y olvidar quiere los hondos

desconsuelos de su queja,
palpitante, en su derrota, por la última aventura,
que, al cruzar los barrios bajos

en la tarde de la cita,
va creyendo ser la triste,
la incurable Margarita
que abandona con la muerte su romántica locura.

Torturada visión breve
del amor de una heroína
del prostíbulo y la cárcel:
Roja flor de guillotina,
que ha soñado con un novio que la finge una azucena:
Con un blondo Nazareno
que la mueve a inevitable
santa senda arrepentida,

— de intuición insospechable — a seguir su religiosa vocación de Magdalena.

Bella trágica historiada,
Salomé del histerismo,
portadora de extrañezas
del país del exotismo,
iniciada en el secreto de las cláusulas suicidas,
que, en sus largas devociones
por las fiestas misteriosas,
por las torpes confidencias
y las pautas tenebrosas,
comulgó con los maestros de las músicas prohibidas.

i Oh, las pascuas de las carnes
bondadosas, que florecen

por aquellas que concluyen...
por aquellas que envejecen.
¡Oh, los siete ángeles malos ¡Oh, los ángeles proal exvoto de las manos
sabiamente extenuativas,
que degüellan las palomas
de las blancas rogativas,
en las vísperas sangrientas de los negros sacrificios

#### EN LA NOCHE

Vencía la sombra. Misterio, llegando, rimaba la angustia de sus misereres, mojando, en el suelo, los frutos de Ceres, la Maga del germen que lucha creando.

Muy suave, el Deseo pasaba contando las cálidas noches de extraños placeres, diciendo los sueños de frescas mujeres que en torpes neurosis se fueron matando...

Su copa de sangre volcaba en las brumas. Ocaso muy triste, bordeando de heridas el cielo, llagado de rojas espumas,

y allá, en una oscura visión de tugurio, con voz de esperanza, cubriendo las vidas cantaba un apóstol su bárbaro augurio...

#### **MURRIA**

Con un blando rezongo soñoliento el perro se amodorra de pereza, y por sus fauces el esplín bosteza la plenitud de un largo aburrimiento.

En la bruma de mi hosco abatimiento, como un ratón enorme la tristeza me roë tenazmente la cabeza, forjándole una cueva al desaliento.

Lleno de hastío, al mirador me asomo: un cielo gris con pesadez de plomo vuelca su laxitud sobre las cosas...

Y porque estoy así, fatal, envidio y deseo las dichas bulliciosas, las ansias de vivir...; Ah, qué fastidio!

## VISIONES DEL CREPÚSCULO

Ya la tarde libra el combate postrero, en las flechas de oro que lanza el ocaso, y se va — como un príncipe, caballero en el rojo corcel del Ocaso. —

Se ahonda el misterio de las lejanías, misterio sombreado de tinte mortuorio, y el barrio se puebla de las letanías que llegan del negro, cercano velorio.

Empieza a caer la nieve... Dulcemente, un rumor de canciones resuena en el patio del conventillo de enfrente, que, en ritmos alegres, oculta una pena...

Las mozas, dicen sus ansias juveniles...

— la salud se hizo canto en sus bocas,
como en una lira de cuerdas viriles
que guarda un deseo de imágenes locas:

Rayo de sol sobre la escarcha: la mustia, de inviolable sudario en el seno, copa repleta del vino de la angustia que infiltra en la sangre su sabio veneno.—

Finge en arabescos la nieve que baja como lluvia de blancos pesares, una viejecita que hila su mortaja, o una novia que arroja azahares.

Sobre una cabeza inquieta, entristecida, yo la veo caer, como un beso que absorviese los rencores de una herida y quedase en los bordes impreso.

Se desconsuela el barrio... Todos los males salvajes resurgen aullando impaciencias como presagios, que en las noches mortales florecen las llagas de sordas dolencias...

Asómate a la ventana, hermano. Mira, tras la niebla, espejismos extraños de fiebres. Desde una frente que delira, soltó la tristeza sus buhos huraños...

Rondan sugestiones en el pensamiento, a todas las luchas del Crimen resueltas, y el ambiente es propicio al presentimiento pues las bestias del mal andan sueltas. ... Me invade el miedo. Mi cerebro afiebrado es un biógrafo horrible de cosas fatídicas y raras de lo ignorado: donde van a caer, silenciosas.

En la casa del tísico, que los fríos llevaron al lecho, graznó una corneja: la inspiradora de los cuentos sombríos que junto a la lumbre musita la vieja...

La huerfanita, en el desván ha cesado de gemir, y, aunque nadie la asiste, en su glacial abandono se ha quedado obsedada del sol, como triste

enferma que deseara un ardor eterno, y, envuelta en su suave caliente pelliza, tuviese en una noche cruda de invierno un cálido sueño de tardes en Niza.

El mendicante se ha ido de la puerta.. Dice algo muy hosco su ceño fruncido, como si algún dolor en su mano abierta entre las limosnas hubiese caido.

El crónico del hospital, ya moribundo, sospecha, insensible, la gran Triunfadora, y como en neblinas ve pasar el mundo, sonámbulo grave que aguarda la hora...

En su instante supremo la frente inclina, como en su último adiós un bandido que llorase al pie de la guillotina, y se fuese después redimido.

...¿Será el miedo, hermano? ¿No oyes como brama el viento en la calle, tan sola y oscura?... ¡Si supieses! Anoche, junto a mi cama, con muecas burlonas pasó la Locura.

#### EN LA SOMBRA

Llegaba la noche con tono violento. Llorando de miedo la tarde caía, y, en hondas y abiertas prisiones, se oía correr desbocados los potros del viento

Tomaba infinito contorno sangriento el áspero traje que todo cubría. *Misterio* en un símbolo negro reía, mostrando en su risa terrible contento.

El Mal, desataba los monstruos del Vicio. Marchaba un apóstol hacia el sacrificio... cantando sus grandes, sus fuertes ideales,

sus fuertes ideales cantando muy quedo...
Y, allá, amenazada por sombras fatales,
la tarde caía llorando de miedo...

#### REPROCHE MUSICAL

Si te sientas como anoche junto al piano, a mis ruegos insensible, taciturna: fugitiva de aquel aire wagneriano que tú sabes. Si, cual trágica nocturna,

traes la sombra del mutismo caprichoso de unos celos singulares y tardíos, volveremos a rozar el enojoso viejo tema del «porqué» de tus hastíos.

¿Ves, amada? Ya se ha oído la sombría voz solemne del Maestro: ya ha asomado su faz grave la orquestal Melancolía, y el esplín contagia el alma del teclado.

Deja ¡loca! de tocar... Risueñamente, ven y cura tus neurosis, flor de anemia, con las risas que destilan el ardiente rojo filtro de la música bohemia: ¡La que anuncia, por las tardes alegradas de benditas borracheras, los regresos presentidos a las carnes asoleadas en el pleno mediodía de los besos!

Ríe y canta; torna bueno el rostro huraño, y, como antes, tu garganta tentadora volcará en mi copa negra el vino extraño de una cálida armonía pecadora.

No me digas más del Rhin... Llueven tristeza esos cielos de leyendas wagnerianas... y ¡qué quieres! hoy yo tengo en la cabeza más neblinas que tus músicas germanas!...

# BAJO LA ANGUSTIA

Dijo anoche, su canto de muerte la canción de la tos en tu pecho, y, al mojarse en las notas rojizas, mostró flores de sangre el pañuelo.

—¡Pobrecitas las carnes pacientes, consumidas por fiebres de fuego: para ëllas las buenas, las tristes, tiene un blanco sudario el invierno!... ...Mira: abrígate bien, hermanita, mira, abrígate bien, yo no quiero ver que cierre tus ojos la Bruja de los flacos y frígidos dedos...

Hermanita ¡me viene una pena! si te escucho gemir, que presiento las nocturnas postreras heladas: las temidas del árbol enfermo.

¡Si supieras!... Blandones sombríos, me parecen tus ojos ¡tan negros! y tu lívida faz taciturna un fatídico heraldo de duelo. ¡Si supieras!... A ratos me asaltan tus visiones sangrientas... No duermo al pensar, siempre alerta el oído, que te pasas la noche tosiendo...

Al pensar en tu vida deshecha, cuando miro esfumarse en mi ensueño tus nerviosos esguinces cansados, y moverse y cruzar tu esqueleto...

¡Hermanita: hace frío; ya es hora de los suaves calores del lecho, pero cambia la colcha: esa blanca me recuerda el ajuar de los muertos!

#### FRENTE A FRENTE

Anoche, la enferma se fué de la vida, por fin libertada de todos sus males. Se fué sin angustias, como en un olvido, sonriendo en sus hondos momentos finales.

Las madres del barrio, musitan plegarias, y, ahuyentando el sueño posible, la velan con cara de luto, mientras las solícitas a los pobrecitos huérfanos consuelan...

La robusta moza de la otra buhardilla, dió a luz esta tarde. Contempla gozosa la flor de sus noches: ese diminuto amor, amasado con carne radiosa.

El marido, alegre, parece un chiquillo dueño del regalo que al fin le llegara, y, en un amplio fuerte gesto, para nuevas viriles conquistas los brazos prepara.

...Inviolables Hembras! Las dos frente a frente. Irreconciliables las dos bienhechoras:

Derramando siempre sus oscuras larvas en el intangible vientre de las horas...

...; Qué triste está el cielo! ¡Cómo me contagia las últimas penas de la luz vencida!... ¡Canta, amada nuestra, la canción triunfante, la canción eterna de la eterna vida!

#### DE INVIERNO

Frío y viento. Ya en la casa miserable, tiritando se durmió la viejecita, y en la pieza, abandonada como siempre, gime y tose, sin alivio, la enfermita.

¡Oh, qué noche! Se me antoja ver extraños rojos cirios en las calles solitarias... ¡con qué lúgubre sigilo van pasando las angustias, en sus rondas silenciarias!

Madre, hermana, prima, santas compasivas de las trágicas miserias sollozantes: ¿qué será de los enfermos esta noche, tan adusta de presagios inquietantes?

¡Oh, las vidas, condenadas en el lecho al suplicio de las fiebres horrorosas... ¡Pobrecitos los pulmones que no llegan al dorado mes del sol y de las rosas! ¡Oh, la carne, que se va tan resignada que, soñando una esperanza, ya no espera!... ¡Pobrecita la incurable que se muere suspirando por la dulce primavera!

¡Oh, las frígidas blancuras! las mortales, de las novias peregrinas, que en su marcha al país de lo vedado se desposan con los tísicos donceles de la escarcha!...

# FUNERALES BÁQUICOS

Ayer en la taberna, tristemente, un borracho, pontífice del vino, decía a otro borracho impenitente, bebiendo el primer vaso matutino:

Yo llevo en mi interior un silencioso Genio o Poder que nunca me abandona: Enemigo ignorado y fastidioso que mis heridas de placer encona, volcando el agua fuerte del Odio y del Pesar. (Esa agua abunda en las foscas riberas de la Muerte y es en el riego del dolor fecunda.)

Por eso mismo tengo indefinibles rebeldías de lucha delirante que sólo me hacen ver los imposibles donde cae el Esfuerzo a cada instante, torturado y vencido por la brutal Potencia que condena, diariamente, al espíritu caído a oir los soliloquios de la Pena.

Dominación fatal, conturbadora del gran Desconocido que me obliga a custodiar el Mal, hora tras hora, arrojando a la espalda la fatiga.

Y es esa tiranía la venganza de un fatídico mónstruo cuya mano como un destino atroz siempre me alcanza. Pero pienso que en día no lejano — cuando caiga debajo de la mesa para nunca jamás ya levantarme — ese Genio que tiene mi alma presa resolverá tal vez, por fin, dejarme.

Y entonces habré muerto. Bienvenida la eterna amada, la Libertadora, que al derramar el vino de la vida de mi vaso será la defensora. ¡Del terrible licor, del más amargo, me llegarán las gotas como besos, y en el viaje postrer — ¡tan rudo y largo! — tendré un cordial para mis pobres huesos.

Entonces, se oirá un himno de alegría en todos los cenáculos viciosos, y en el altar de la bodega fría florecerán los pámpanos gloriosos, cómo una exuberante fiesta de las vendimias, festejada con la copa risueña y desbordante sobre el Hastío agobiador alzada!

Los viejos bebedores, musitarán responsos doloridos, en sus báquicos salmos gemidores, escuchando el sermón de los vencidos; y, taciturnos, llenos de unción, bajo la santidad de los recuerdos fieles, mojarán el hisopo de un andrajo en la sangre mortal de los toneles, para rociar mi caja con sus ténues esencias vaporosas, cuya embriaguez irá hasta mi mortaja cubierta de racimos y de rosas.

Después urdiendo extraños sacrificios, muy quedo, acaso, seguirán mi entierro las Brujas como en Sábados de oficios; y más tarde, por último, algún perro lunático, burlón o visionario, — feroz amante de las cosas bellas desde un negro escondrijo solitario ladrará el epitafio a las estrellas!

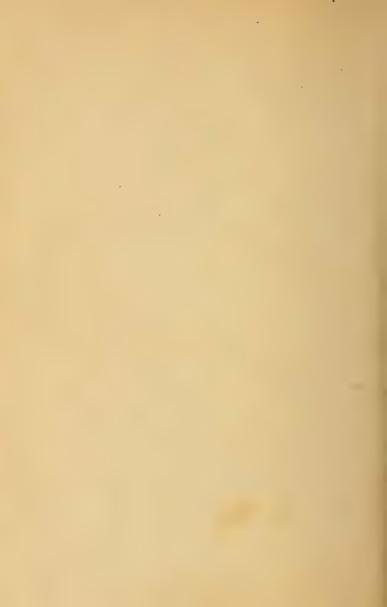

# POEMAS PÓSTUMOS



Ι

# LA CANCIÓN DEL BARRIO





#### EL CAMINO DE NUESTRA CASA

Nos eres familiar como una cosa que fuese nuestra, solamente nuestra; familiar en las calles, en los árboles que bordean la acera, en la alegría bulliciosa y loca de los muchachos, en las caras de los viejos amigos, en las historias íntimas que andan de boca en boca por el barrio y en la monotonía dolorida del quejoso organillo que tanto gusta oir nuestra vecina, la de los ojos tristes...

Te queremos con un cariño antiguo y silencioso, ¡caminito de nuestra casa! ¡Vieras con qué cariño te queremos!

¡Todo

lo que nos haces recordar!

Tus piedras

parece que guardasen en secreto el rumor de los pasos familiares que se apagaron hace tiempo... Aquellos que ya no escucharemos a la hora habitual del regreso.

Caminito

de nuestra casa, eres - como un rostro querido que hubiéramos besado muchas veces: ¡tanto te conocemos!

Todas las tardes, por la misma calle, miramos con mirar sereno la misma escena alegre o melancólica, la misma gente...; Y siempre la muchacha modesta y pensativa que hemos visto envejecer sin novio... resignada!

De cuando en cuando, caras nuevas, desconocidas, serias o sonrientes, que nos miran pasar desde la puerta. Y aquellas otras que desaparecen poco a poco, en silencio, las que se van del bario o de la vida sin despedirse.

¡Ah, los vecinos

que no nos darán más los buenos días! Pensar que alguna vez nosotros también por nuestro lado nos iremos, quien sabe donde, silenciosamente como se fueron ellos...

#### · MAMBORETA

I

Así la llaman todos los chicos de Palermo. Es la risa del barrio con su rostro feucho y su andar azorado de animalito enfermo. Tiene apenas diez años, pero ha sufrido mucho...

Los domingos temprano, de regreso de misa la encuentran los muchachos vendedores de diarios, y en seguida comienza la jarana, la risa, y las zafadurías de los más perdularios.

Como cuando la gritan su apodo no responde, la corren, la rodean y « *Mamboretá* ¿ en dónde está Dios? », la preguntan los muchachos traviesos.

Mamboretá suspira, y si es que alguno insiste:
- «¿Dónde está Dios?»—, le mira mansamente
sus ojos pensativos de animalito triste. [con esos

II

Una viuda sin hijos la sacó de la cuna, y alguien dice, con mucha razón, que lo hizo adrede, de bruja, de perversa no más, pues le da una vida tan arrastrada que ni contar se puede.

Mamboretá trabaja desde por la mañana; sin embargo, no falta quienes la llaman floja, la viuda, sobre todo, la trata de haragana, y si está con la luna de cuanto se le antoja:

— «La inútil, la abriboca, la horrible, la tolola...»

Mamboretá no ha oído todavía una sola

palabra de cariño. ¡Pobre Mamboretá!

Todo el mundo la grita, todos la manosean, y las mujeres mismas a veces la golpean... ¡Ah, cómo se conoce que no tiene mamá!

# LA MUCHACHA QUE SIEMPRE ANDA TRISTE

Así anda la pobre, desde la fecha en que, tan bruscamente, como es sabido, aquel mozo que fuera su prometido la abandonó con toda la ropa hecha.

Si bien muchos lo achacan a una locura del novio que oponía sobrados *peros*... todavía se ignoran los verdaderos motivos admisibles de la ruptura.

Sin embargo, en los chismes, casi obligados, de los pocos momentos desocupados, una de las que cosen en el taller

dice,—y esto lo afirma la propia abuela,—que desde que ella estuvo con la viruela él, ni una vez siquiera, la ha vuelto a ver.

# LA FRANCESITA QUE HOY SALIO A TOMAR EL SOL

Un poco paliducha y adelgazada,
—¡estuvo tan enferma recientemente!—
caminando de prisa por la asoleada
vereda, va la rubia convaleciente

que, con rumbo a Palermo dobló hacia el Norte. ¡Salud, la linda rubia : cara traviesa, gesto de ¡viva Francia! y airoso el porte: como que para eso nació francesa.

¿Será el desconocido que va delante o es la gracia burlona con que camina que ahuyentó aquel capricho sentimental?

¡Adiós los ojos tristes del estudiante que vió junto a la cama de su vecina en la tarde de un jueves del hospital!...

# COMO AQUELLA OTRA...

Sí, vecina: te puedes dar la mano, esa mano que un día fuera hermosa, con aquella otra eterna silenciosa «que se cansara de aguardar en vano».

Tú también, como ella, acaso fuiste la bondadosa amante, la primera, de un estudiante pobre, aquel que era un poco chacotón y un poco triste.

O no faltó el muchacho periodista que allá en tus buenos tiempos de modista en ocios melancólicos te amó

y que una fría noche ya lejana, te dijo, como siempre: «Hasta mañana»... pero que no volvió.



pesde hace una semana falta ese parroquiano que tiene una mirada tan llena de tristeza y, que todas las noches, sentado junto al piano bebe, invariablemente, su vaso de cerveza

y fuma su cigarro... Que silenciosamente contempla a la pianista que agota un repertorio plebeyo, agradeciendo con aire indiferente la admiración ruidosa del modesto auditorio.

Hace ya cinco noches que no ocupa su mesa y en el café su ausencia se nota con sorpresa. ¡Es raro, cinco noches... y sin aparecer!

Entre los habituales hay algún indiscreto que asegura a los otros, en tono de secreto, que hoy está la pianista más pálida que ayer.

# MAMBRÚ SE FUÉ A LA GUERRA

— «Mambrú se fué a la guerra...» —¡Vamos, linda ve-¿Con su ronga catonga los chicos de la acera [cina te harán llorar, ahora? No seas sensiblera y piensa que esta noche de verano es divina

y hay luna, mucha luna. ¡Todo por esa racha de recuerdos que llegan sin traer al causante! ¡Todo por el veleta que fué novio o amante allá, en tus más lejanas locuras de muchacha!

¡Qué nunca en tantos años se te oyera una queja y te aflijas ahora, cuando eres casi vieja, por quien, al fin y al cabo, ¿dónde está, si es que está?

Seamos muchachitos... Empecemos el canto sin que te ponga fea, como hace poco, el llanto:

—«Mambrú se fué a la guerra, Mambrú no volverá!»

#### OTRO CHISME

¿Ahora el otro?... Bueno a ese paso se han de contagiar todos, entonces. Vaya con la manía! Porque es el caso que no trancurre un solo día sin que haya sus novedades...

Nadie ha sabido sacarle las palabras...; Es ocurrencia: servir de burla a cuanto mal entendido hay en Palermo!...; Si da impaciencia verlo! La causa, de cualquier modo, no ha de ser para tanto: pasarse horas enteras... y, sobre todo, ¡siempre con esa cara de Viernes Santo!... Pues ¡lo que son las cosas!, precisamente, desde que aquella moza, que se reía de su facha, muriera tan de repente anda así el hombre. ¡Bien lo decía uno de sus amigos!

Medio enterado del tal asunto, existe quien asegura que noche a noche vuelve tomado. No tiene compostura... ¡Pobre! Ni loco que estuviese... Por algo ya no se puede aconsejarle que cambie un poco... ¡Es indudable que lo hace adrede! De ninguna manera piensa enmendarse: no quiere escuchar nada.... Y, aunque era de esperarse, como con su conducta desarreglada está hecho un perdido a quien poco le importa del que dirán..., a fin de cuentas, ha conseguido que lo hechen del trabajo por haragán.

### LO QUE DICEN LOS VECINOS

¡Bendito sea! Tan luego ahora mostrarse adusta. ¡Quien lo diría: ella que siempre conversadora llenaba el patio con su alegría! Es increíble lo que les cuesta hacer que escuche si le hablan de esto; ruegan, la apuran, y no contesta ni una palabra: ¡les pone un gesto! Y en cuanto insiste se les resiente. Muchos la encuentran desconocida, y — ¡da una pena! — continuamente la van notando más retraída como si todo la incomodara. Ya no es ni sombra de lo que fuera en otros tiempos. ¡Qué cosa rara que haya cambiado de tal manera! ¡Anda de triste! Y es bien sabido, cualquier zoncera la vuelve idiota.

En pocos meses ha enflaquecido tanto la pobre...

Por caprichosa le pasa eso. Nadie la aguanta...
Los de la casa se hallan perplejos: ¡verla así desde que se levanta!
Esta mañana, sin ir muy lejos, como asaltada por una viva duda que acaso fué pasajera, ¡la han sorpredido tan pensativa en el descanso de la escalera!...

# LA ENFERMA QUE TRAGERON ANOCHE

La enferma abrió los ojos cuando la hermana, que aún no ha descansado ni un solo instante, decía sus temores al practicante que pasa la visita de la mañana.

Desde que la trageron ha rechazado sin contestar palabra, todo remedio, y por más que se hizo no hubo medio de vencer un mutismo tan obstinado.

Y ahora, en la pesada semi-inconciencia del último momento, su indiferencia silenciosa parece ceder, por fin,

pero en los labios secos y en la mirada sólo tiene un reproche de abandonada para las compañeras del *cafetin*.

#### EL ENSUEÑO

Porque después del golpe vino la airada retahila de insultos con que la veja, ella tornó a callarse, sin una queja, ya a las frases más torpes acostumbrada.

Y por fin, en el lecho cayó, cansada, conteniendo esa horrible tos que no ceja y de nuevo a la boca sube y le deja el sabor de su enferma sangre afiebrada.

Y mientras el padre grita, brutal, borracho como siempre que vuelve de la cantina, ella piensa en el dulce sueño irreal

que soñara al recuerdo de aquel muchacho que vió junto a la cama de su vecina en la tarde de un jueves del hospital.

## EL HOMBRE QUE TIENE UN SECRETO

Algunos se hacen malas suposiciones cada vez que el pobre hombre dobla la esquina y franquea la puerta de la cantina, donde busca el silencio de los rincones.

Eco de las diversas murmuraciones de los más insidiosos, una vecina dice que nunca dejan de darle espina esas muy sospechosas ocultaciones.

Hoy — y esto es explicable — la buena gente se halla un tanto intrigada, pues casualmente hace cinco minutos, al regresar

de la calle, cumplido cierto mandado, el hijo de la viuda que vive al lado acodado en la mesa lo vió llorar.

EN.

## EL SILENCIOSO QUE VA A LA TRASTIENDA

Francamente, es huraña la actitud de ese obrero que, de la alegre rueda casi siempre apartado, se pasa así las horas muertas, con el sombrero sobre la pensativa frente medio inclinado.

Sin asegurar nada, dice el almacenero que, por momentos, muchas veces le ha preocu[pado ver con qué aire tan raro se queda el compañero contemplando la copa que apenas ha probado.

Como a las indirectas se hace el desentendido, el otro día el mozo, que es un entrometido, y de lo más cargoso que se pueda pedir,

se acercó a preguntarle no sabe qué zoncera y le clavó los ojos, pero de una manera que tuvo que alejarse sin volver a insistir.

## EL SUICIDIO DE ESTA MAÑANA

En medio del gentío ya no hay quien pueda pasar, pues andan sueltos los pisotones que han promovido algunas serias cuestiones entre los ocupantes de la vereda.

En la puerta, un travieso chico remeda la jerga de un vecino que a manotones logró llegar al grupo de los mirones que, una vez en el patio, formaran rueda.

Una buena comadre, casi afligida, cuenta a una costurera muy vivaracha que, a estar a lo que dicen, era el suicida

— un borracho perdido, según oyó el marido de aquella pobre muchacha que a fines de este otoño lo abandonó

#### EL CASAMIENTO

Como nada consigue siendo prudente del montón de curiosos que han hecho rueda esperando a los novios, vuelve el agente a disolver los grupos de la vereda.

Que después del desorden que hace un momento se produjo, interviene de rato en rato: cada cinco minutos cae el sargento y, con razón, no quiere pagar el pato...

En la acera de enfrente varias chismosas que se hallan al tanto de lo que pasa, aseguran que para ver ciertas cosas mucho mejor sería quedarse en casa.

Alejadas del cara de presidiario que sujiere torpezas, unas vecinas pretenden que ese sucio vocabulario no debieran oirlo las chiquilinas.

Aunque — tal acontece — todo es posible, sacando consecuencias poco oportunas, lamenta una insidiosa la incomprensible suerte que, por desgracia, tienen algunas...

Y no es el primer caso... Si bien le extraña que haya salido un zonzo... pues en enero del año que transcurre, si no se engaña, dió que hablar con el hijo del carnicero.

Con los coches que asoman, la gritería de los muchachos dice las intenciones del común movimiento de simpatía traducido en ruidosas demostraciones.

Una vez dentro, es claro, no se comenta sino la ceremonia muy festejada, bien que por otra parte les impacienta el reciente bochinche de la llegada.

Como los retardados no han sido tantos y sobran bailarines en ese instante se va a empezar la cosa, salvo unos cuantos que se reservan para más adelante.

El tío de la novia, que se ha creído obligado a fijarse si el baile toma buen carácter, afirma, medio ofendido, que no se admiten « cortes », ni aun en broma. — Que, la modestia a un lado, no se la pega ninguno de esos vivos... seguramente.
La casa será pobre, nadie lo niega: todo lo que se quiera, pero decente.

Y, continuando, entonces, del mismo modo prohibe formalmente los apretones: compromisos, historias y, sobre todo, conversar sin testigos en los rincones.

La « polka de la silla » dará motivo a serios incidentes, nada improbables: nunca falta un rechazo despreciativo que acarrea disgustos irremediables.

Ahora, casualmente, se ha levantado indignada la prima del guitarrero, por el « doble sentido » mal arreglado, del piropo guarango del compañero.

La discusión acaba con las violentas porfías del padrino que se resiste a las observaciones de las parientas que le impiden que haga papel tan triste...

El vigilante amigo, que en la parada cumpliendo la consigna diaria se aburre, dice que de regreso de una llamada vino a echar su vistazo, por si algo ocurre... Como es inexplicable que se permitan horrores que no deben ser achacados a los íntimos, varios padres le invitan a proceder en forma con los colados.

En el comedor, donde se bebe a gusto, casi lamenta el novio que no se pueda correr la de costumbre... pues, y esto es justo, la familia le pide que no se exceda.

Y lo que es él, ahora tiene derecho a desdeñar, sin duda, las perrerías de aquellos envidiosos, cuyo despecho fuera causa de tales habladurías...

Respecto de aquel otro desengañado,
— es opinión de muchos — en verdad cabe
suponer que, si es cierto que anda tomado,
comete una locura de las que él sabe.

La madrina, a quien eso no le parece sino una soberana maldad, se encarga de chantarle unas frescas, según merece ese desocupado tan lengua larga...

Entre los invitados, una comadre narra cómo ha podido venirse sola: ¡se le antojó a su chico seguir al padre a traer la familia de D. Nicola! ...¿Su cuñada? ¡Qué cambio! Parece cuento, siempre encuentra disculpas, y hasta le ruega no insistir, pretextando su retraimiento desde que la hermanita se quedó ciega.

Las mujeres distraen, de cuando en cuando, a la vieja que anoche, no más, reía fingiéndose conforme pero dudando:

— ... al fin era la ayuda que ella tenía.—

La afligen los apuros. Llora, temiendo las estrecheces de antes ¡y con qué pena! piensa en el hijo ausente que esta cumpliendo los tres años, tan largos, de su condena...

La crítica se muestra muy indulgente:

—Las personas han sido mejor tratadas
que otras veces, sintiendo, naturalmente,
que «hayan habido» algunas bromas pesadas...

En cuando a las muchachas ¡con unos aires! como si trabajasen de señoritas... ¡Han dejado la fama de sus desaires llenas de pretensiones las pobrecitas!

Sin entrar en detalles sobre el odioso golpe de circunstancias, alguien se queja preguntando a los hombres quién fué el gracioso que se llevó a los novios de la bandeja.

En el patio dos mozos arman cuestiones, y sin ninguna clase de miramientos se dirigen airadas reconvenciones, resabios de distantes resentimientos...

Como el guapo es amigo de evitar toda provocación que aleje la concurrencia, ha ordenado que apenas les sirvan soda a los que ya borrachos buscan pendencia.

Y, previendo la bronca, despues del gesto único en él, declara que aun que le cueste ir de nuevo a la cárcel, se halla dispuesto a darle un par de hachazos al que proteste...

Y en medio del bullicio, que pronto cesa, las guitaras anuncian estar cercano el aguardado instante de la sorpresa preparada en secreto desde temprano:

Que, deseosos de aplausos y de medirse de nuevo, recordando sus anteriores tenaces contrapuntos sin definirse, van a verse las caras dos payadores.

## EL VELORIO

Como ya en el barrio corrió la noticia, algunos vecinos llegan consternados, diciendo en voz baja toda la injusticia que amarga la suerte de los desdichados...

A principios de año, repentinamente murió el mayorcito... ¡Si es para asustarse: apenas lo entierran cuando fatalmente la misma desgracia vuelve a presentarse!

En medio del cuadro de caras llorosas que llena el ambiente de recogimiento, el padre recibe las frases piadosas con que lo acompañan en el sentimiento...

Los íntimos quieren llevárselo afuera, pues presienten una decisión sombría en su mirar fijo: de cualquier manera con desesperarse nada sacaría... Porque hay que ser hombre, cede a las instancias de los allegados, que fingen el gesto de cansancio propio de las circunstancias:

—Paciencia, por algo Dios lo habrá dispuesto!

La forma expresiva de las condolencias narra lo sincero de las aflicciones, que «recien» en estas duras emergencias se aprecian las pocas buenas relaciones.

Entre los amigos que han ido a excusarse uno que otro padre de familia pasa a cumplir, sintiendo no poder quedarse:

—... ellos también tienen enfermos en casa!

Encuentran el golpe realmente sensible aunque irreparable, saben que sus puestos están allí, pero... les es imposible al fin crían hijos y se hallan expuestos...

Como habla del duelo todo el conventillo vienen comentarios desde la cocina, mientras el teclado del ronco organillo, más ronco y más grave solloza en la esquina.

Las muchas vecinas que desde temprano fueron a brindarse, siempre cumplidoras, están asombradas... ¡El era bien sano, y en tan corto tiempo: cuarenta y ocho horas!

¡Parece mentira! ¡Pobre finadito!... Nunca, jamás daba que hacer a la gente: ¡había que verlo, ya tan hombrecito, tan fino en sus modos y tan obediente!

La angustiada madre, que llorando apura el cáliz que el justo Señor la depara, muestra a las visitas la vieja figura con que la noche antes él aún jugara.

Y, afanosamente, buscando al acaso, halla entre las vueltas de una serpentina, aquel desteñido traje de payaso que le regalase su santa madrina.

Y la rubia imagen a la cual rezaba truncas devociones de rezos tardíos, ¡ha, que unción la suya, cuando comenzaba: «Jesús Nazareno, rey de los judíos»!...

Como esas benditas cosas no la dejan, y ella torna al mismo fúnebre relato y va siendo tarde, todas la aconsejan cariñosamente recostarse un rato.

Muchas de las que hace tiempo permanecen con ella, se marchan, pues no les permite quedarse la hora, pero antes se ofrecen para algo de apuro que se necesite... Las de «compromiso» van abandonando silenciosamente la pieza mortuoria: sólo las parientes se aguardan, orando por el angelito que sube a la Gloria.

La crédula hermana se acerca en puntillas, a ver, nuevamente, «... si ya está despierto...» y le llama y pone sus frescas mejillas sobre la carita apacible del muerto.

En el otro cuarto se tocan asuntos de interés notorio: programas navales, cuestiones, alarmas, crisis y presuntos casos de conflictos internacionales.

Mientras corre el mate, se insinúan datos sobre las carreras y las elecciones, y la «fija, al freno», de los candidatos es causa de algunas serias discusiones.

Como no es posible que en esos instantes, y habiendo muchachas, puedan sostenerse sin ningún motivo temas semejantes, los juegos de prendas van a proponerse.

Varios se retiran como pesarosos de no acompañarlos: no hay otro remedio, quizás esperasen, sin duda gustosos, si fuerzas mayores que están de por medio... Y, al dejar al padre menos afligido, a las susurradas frases de la breve triste despedida, sigue el convenido casi misterioso: — «Mañana a las nueve»...

#### HAS VUELTO

Has vuelto, organillo. En la acera hay risas. Has vuelto llorón y cansado como antes.

El ciego te espera
las más de las noches sentado
a la puerta. Calla y escucha. Borrosas
memorias de cosas lejanas
evoca en silencio, de cosas
de cuando sus ojos tenían mañanas
de cuando era joven... la novia...; quien sabe!
Alegrías, penas,
vividas en horas distantes.; Qué suave
se le pone el rostro cada vez que suenas
algún aire antiguo; Recuerda y suspira!
Has vuelto, organillo. La gente
modesta te mira
pasar, melancólicamente.
Pianito que cruzas la calle cansado

moliendo el eterno
familiar motivo que el año pasado
gemía a la luna de invierno:
con tu voz gangosa dirás en la esquina
la canción ingenua, la de siempre, acaso
esa preferida de nuestra vecina
la costurerita que dió aquel mal paso.
Y luego de un valse te irás como una
tristeza que cruza la calle desierta,
y habrá quien se quede mirando la luna
desde alguna puerta.

¡Adios, alma nuestra! parece que dicen las gentes en cuanto te alejas. Pianito del dulce motivo que mece memorias queridas y viejas! Anoche, después que te fuiste, cuando todo el barrio volvía al sosiego — qué triste lloraban los ojos del ciego.

## H

# LA COSTURERITA QUE DIÓ AQUEL MAL PASO



## LA QUE HOY PASO MUY AGITADA

¡Qué tarde regresas!... ¿Serán las benditas locuaces amigas que te han detenido? Vas tan agitada!... ¿Te habrán sorprendido dejando, hace un rato, la casa de citas?

Adiós, morochita!... Ya verás, muchacha, cuando andes en todas las charlas caseras: sospecho las risas de tus compañeras diciendo que pronto mostraste la hilacha...

Y si esto ha ocurrido, que en verdad no es poco, si diste el mal paso, si no me equivoco y encontré el secreto de esa agitación...

¿quién sabrá si llevas en este momento una duda amarga sobre el pensamiento y un ensueño muerto sobre el corazón?

# ¿NO TE VEREMOS MÁS?

...¿Con qué estás decidida? ¿No te detiene nada? ¿Ni siquiera el anuncio de este presentimiento? No puedes negar que eres una desamorada: te vas así, tranquila, sin un remordimiento!

¡Has sido tanto tiempo nuestra hermanita! Mira sino te desearemos buen viaje y mejor suerte, ...tu decisión de anoche la creíamos mentira: que tan acostumbrados estábamos a verte!

Nos quedaremos solos. ¡Y cómo quedaremos!... De más fuera decirte cuánto te extrañaremos: y tú, también, ¿es cierto que nos extrañarás?

¡Pensar que entre nosotros ya no estarás mañana! Caperucita roja que fuiste nuestra hermana, Caperucita roja, ¿no te veremos más?

## LA INQUIETUD

Les tiene preocupados y tristes la tardanza de la hermana. Los niños no juegan con el gato, ni recuerdan ahora lo de la adivinanza · que propusiera alguno, para pasar el rato.

De vez en cuando, el padre mira el reloj. Parecen más largos los minutos. Una palabra dura no acaba. Las muchachas, que cosen, permanecen calladas, con los ojos fijos en la costura.

Las diez, y aún no vuelve. Ya ninguno desecha, como al principio, aquella dolorosa sospecha... El padre, que ha olvidado la lectura empezada

enciende otro cigarro... Cansados de esperar los niños se levantan, y sin preguntar nada dicen las buenas noches y se van a acostar.

# LA COSTURERITA QUE DIO AQUEL MAL PASO

La costurerita que dió aquel mal paso...

— y lo peor de todo, sin necesidad —
con el sinvergüenza que no la hizo caso
después... — según dicen en la vecindad —

se fué hace dos días. Ya no era posible fingir por más tiempo. Daba compasión verla aguantar esa maldad insufrible de las compañeras, ¡tan sin corazón!

Aunque a nada llevan las conversaciones, en el barrio corren mil suposiciones y hasta en algo grave se llega a creer.

¡Qué cara tenía la costurerita, qué ojos más extraños, esa tardecita que dejó la casa para no volver!...

## CUANDO LLEGA EL VIEJO...

Todos están callados ahora. El desaliento que repentinamente siguiera al comentario de esa duda, persiste como un presentimiento. El hermano recorre las noticias del diario

que está sobre la mesa. La abuela se ha dormido y los demás aguardan con el oído alerta a los ruidos de afuera, y apenas se oye un ruido las miradas ansiosas se clavan en la puerta.

El silencio se vuelve cada vez más molesto: una frase que empieza se traduce en un gesto de impaciencia. ¡La espina de esa preocupación!...

Y cuando llega el viejo, que salió hace un instante, en todas las miradas fijas en su semblante hay una temerosa, larga interrogación.

# «CAPERUCITA ROJA» QUE SE NOS FUÉ

¡Ah, si volvieras...! ¡Cómo te extrañan mis hermanos! La casa es un desquicio: ya no está la hacendosa muchacha de otros tiempos. ¡Eras la habilidosa que todo lo sabías hacer con esas manos...!

El menor de los chicos, ¡pobrecito! te llama recordándote siempre lo que le prometieras, para que le dés algo... Y a veces — ¡si lo oyeras! — para que como entonces le prepares la cama.

¡Cómo entonces! ¿Entiendes? ¡Ah, desde que te fuiste, en la casita nuestra todo el mundo anda triste, y temo que los viejos se enfermen, ¡pobres viejos!

Mi madre disimula, pero a escondidas llora, con el supersticioso temor de verte lejos... Caperucita roja, ¿dónde estarás ahora?

# AQUELLA VEZ QUE VINO TU RECUERDO

La mesa estaba alegre como nunca. Bebiamos el té: mamá reia recordando, entre otros. no sé qué antiguo chisme de familia, una de nuestras primas comentaba - recordando con gracia los modales, de un testigo irritado - el incidente que presenció en la calle: los niños se empeñaban, chacoteando. en continuar el juego interrumpido. y los demás hablábamos de todas las cosas de que se habla con cariño. Estábamos así, contentos, cuando alguno te nombró, y el doloroso silencio que de pronto ahogó las risas, con pesadez de plomo

persistió largo rato. Lo recuerdo como si fuera ahora: nos quedamos mudos, fríos. Pasaban los minutos, pasaban y seguíamos callados. Nadie decía nada pero todos pensábamos lo mismo. Como siempre que la conmueve una emoción penosa, mamá disimulaba ingénuamente queriendo aparecer tranquila. ¡Pobre! ¡Bien que la conocemos!... Las muchachas fingian ocuparse del vestido que una de ellas llevaba; los niños, asombrados de un silencio tan extraño, salían de la pieza. Y los demás seguíamos callados sin mirarnos siquiera.

## POR ELLA

...Déjala, prima! Deja que suspire la tía: ella también tiene su pena, y ríe alguna vez, siquiera. ¡Mira que no te ríes hace tiempo!

Suena

de improviso tu risa alegre y sana en la paz de la casa silenciosa y es como si se abriera una ventana para que entrase el sol.

Tu contagiosa alegría de antes! La de entonces, esa de cuando eras comunicativa como una hermana buena que regresa después de un largo viaje.

La expansiva alegría de antes! Se la siente sólo de tiempo en tiempo, en el sereno olvidar de las cosas...

. 100

¡Ah, la ausente!

Con ella se nos fué todo lo bueno.

Tú lo dijiste, prima, lo dijiste...

Por ella son estos silencios malos,
por ella todo el mundo anda así, triste,
con una pena igual, sin intervalos
bulliciosos. El patio sin rumores,
nosotros sin saber lo que nos pasa
y sus cartas muy breves y sin flores...
¿Qué se habrá hecho de la risa, en casa?

# ¿QUÉ SERÁ DE TI?

¿Qué será de ti? ¡Hace tanto que te fuiste! Ya ni sé cuanto tiempo.

¿De nosotros
te acuerdas alguna vez?
¿Verdad que sí? Tu cariño
de lejos nos seguirá...
Lejos de nosotros, ¡pobre,
qué sola te sentirás!
Si se habla de ti, en seguida
pensamos: ¿será feliz?
Y a veces te recordamos
con un vago asombro: así
como si estuvieras muerta.
¿Después de aquel largo adiós,
ahora que no eres nuestra,
quién escuchará tu voz?

Madrecita, hermana, dulce hermana que se nos fué, hermanita buena, ¿cuándo te volveremos a ver?

#### POR LA AUSENTE

Fuma de nuevo el viejo su trabajosa pipa y la madre escucha con indulgencia el sabido proceso de la dolencia que aflige a una pariente poco animosa.

El muchacho concluye la fastidiosa composición, que sobre la negligencia en la escuela le dieron de penitencia, por haber olvidado no sé qué cosa...

Y en el hondo silencio que de repente como una obsesión mala llena el ambiente, muy quedo la hermanita va a comenzar

la oración, noche a noche tartamudeada, por aquella perdida, desamorada, que hace ya cinco meses dejó el hogar.

## LA VUELTA DE CAPERUCITA

Entra sin miedo, hermana: no te diremos nada. ¡Qué cambiado está todo, qué cambiado! ¿no es cierto? ¡Si supieras la vida que llevamos pasada! Mamá ha caído enferma y el pobre viejo ha muerto...

Los menores te extrañan todavía, y los otros verán en ti la hermana perdida que regresa: puedes quedarte, siempre tendrás entre nosotros, con el cariño de antes, un lugar en la mesa.

Quédate con nosotros. Sufres y vienes pobre. Ni un reproche te haremos: ni una palabra sobre el oculto motivo de tu distanciamiento;

ya demasiado sabes cuánto te hemos querido: aquel día, ¿recuerdas? tuve un presentimiento... ¡Si no te hubieras ido!...

Ш

ÍNTIMAS



## AQUELLA VEZ EN EL LAGO

La góndola volvía. Frente a frente estábamos, en esa inolvidada vieja tarde de otoño, purpurada por la sangre del sol en el poniente.

Y porque te mostrabas displicente a tu mismo abandono abandonada, se me antojó decir, sin decir nada, lo que quiero ocultar inútilmente.

Callaste, y como al agitar el rico blasonado marfil de tu abanico hubo una muda negación sencilla

en la leve ironía de tu boca, yo me quedé pensando en una loca degollación de cisnes en la orilla.

## **UNA SORPRESA**

Hoy recibí tu carta. La he leído con asombro, pues dices que regresas, y aún de la sorpresa no he salido... ¡Hace tanto que vivo sin sorpresas!

«Que por fin vas a verme .... que tan larga fué la separación...» Te lo aconsejo, no vengas, sufrirías una amarga desilusión: me encontrarías viejo.

Y como un viejo, ahora, me he llamado a quietud, y a excepción — ¡siempre el pasado! de uno que otro recuerdo que en la frente

me pone alguna arruga de tristeza no me puedo quejar: tranquilamente fumo mi pipa y bebo mi cerveza.

#### COMO EN LOS BUENOS TIEMPOS

A veces, miro un poco entristecido la fiel evocación de ese retrato donde estás viva, aunque mucho rato, digo bien, mucho rato ha que te has ido.

¡Y apenas la impresión que nada deja! Tal vez he preferido más perderte que haber seguido amándote, hasta verte con la vergüenza de sentirte vieja.

Y, sin embargo, acaso mentiría, si quisiera decir que todavía no he cesado de oirte junto al piano

que nadie ha vuelto a abrir, como en ninguna emoción de aquel tiempo tan lejano cuando aún eras prima de la luna.

#### ¿RECUERDAS?

Las rosas del balcón eran celosas novias bajo el agravio de la fina ironía falaz de una vecina que se ponía a reir de ciertas cosas.

Tu perdón desdeñoso fué a las rosas y tus labios a mí. La muselina de la suave penumbra vespertina te envolvió en no sé qué ansias misteriosas.

Dijo el piano motivos pasionales, y al temblar tus magnolias pectorales con miel de invitaciones al pecado

de tu posible ruego incomprendido, terminó la canción con un gemido de alondra torturada en el teclado.

### LA MUSICA LEJANA QUE NOS LLEGA

Accede, te lo ruego así. Dejemos

— mientras se enfría el té que has preparado —
de leer el capítulo empezado:
amada, cierra el libro y escuchemos...

Y calla, por favor... Guarda tus finas burlas: ten la vergüenza, no imposible, de que tu dulce voz halle insensible rebelde el corazón que aún dominas.

¿Ves? Llega como un breve pensamiento que pone en fuga el arrepentimiento...

Bebe toda la onda, hermana mía, no dejes en la copa nada, nada... Emborráchate, amada: la música es el vino hecho armonía.

#### **CONVERSANDO**

El libro sin abrir y el vaso lleno,
— con esto, para mí nada hay ausente. —
Podemos conversar tranquilamente:
la excelencia del vino me hace bueno.

Hermano, ya lo ves, ni una exigencia me reprocha la vida... así me agrada; de lo demás no quiero saber nada... Practico una virtud: la indiferencia.

Me disgusta tener preocupaciones que hayan de conmoverme. En mis rincones vivo la vida a la manera eximia

del que es feliz, porque en verdad te digo: la esposa del señor de la vendimia se ha fugado conmigo....

#### CUANDO HACE MAL TIEMPO

Mientras dice la lluvia en los cristales sus largas letanías fastidiosas, me aduermo en las blanduras deliciosas de las tibias perezas invernales.

El humo del cigarro en espirales me finge perspectivas caprichosas, y en la nube azulada van las cosas insinuando contornos irreales.

¡Qué bueno es el diván en estas frías tardes, fatales de monotonías!... ¡Qué bien se siente uno, así, estirado,

con una pesadez sensual!...; Quisiera no moverme de aquí! ¡Si se pudiera vivir eternamente amodorrado!

#### DE SOBREMESA

Anoche, terminada ya la cena y mientras saboreaba el café amargo, me puse a meditar un rato largo: el alma como nunca de serena.

Bien lo sé que la copa no está llena de todo lo mejor, y, sin embargo, por pereza quizás, ni un solo cargo le hago a la suerte, que no ha sido buena...

Pero, como por una virtud rara no le muestro a la vida mala cara ni en las horas que son más fastidiosas,

nunca nadie podrá tener derecho a exigirme una mueca... ¡Tantas cosas se pueden ocultar bien en el pecho!

## IV

## ENVÍOS



#### SARMIENTO

Una luz familiar; una sencilla bondadosa verdad en el sendero; un estóico fervor de misionero que traía por biblia una cartilla.

Cuando en la hora aciaga, en el obscuro ámbito de la sangre, su mirada de inefable visión fué deslumbrada y levantó su voz, a su conjuro,

en medio de las trágicas derrotas y entre un sordo rumor de lanzas rotas, sobre las pampas, sobre el suelo herido,

se hizo cada vez menos profundo el salvaje ulular, el alarido de las épicas hordas de Facundo.

#### CANILLITA

En la muerte de Florencio Sánchez.

¡Siempre el mismo!... Ingrato... ¿Te parece poco que jamás volvamos a encontrar tus huellas? Sí, nunca hallaremos romero más loco... ¡Qué cosas las tuyas! ¡Irte a las estrellas!...

No mereces casi que así te lloremos... ¡Irte a las estrellas! ¡Adiós, Canillita! Siempre, siempre, ¿sabes? te reprocharemos que hayas dejado tan sola a Catita...

Por ella, su pobre pajarito bueno, bésale en los ojos, Jesús Nazareno que estás en la cruz!

¡por ella que ahora se queda más triste que todos los tristes que en el mundo viste, ciérrale los negros ojazos sin luz!

#### **VULGAR SINFONÍA**

A Doña Leonor Acevedo de Borges

Como las extraordinarias pero irreales doncellas que vieron en las estrellas las hostias imaginarias de sus noches visionarias, así tus blancas patenas quedarán tan sólo llenas de tu gesto de mujer, porque hoy no podría hacer de segador de azucenas.

Y bien puedo adivinar

— pese a una amable indulgencia —
bajo tu leve elocuencia,
que, en la décima vulgar
que aquí me atrevo a dejar,
tu gentil alma de Francia
no ha de aplaudir la arrogancia

de diez bravos caballeros que conversan prisioneros en una lírica estancia.

Pero si no hay madrigal de antigua delicadeza, sobre mi propia rudeza tengo una rosa augural:
— que ya es flor espiritual pues son mis votos ahora, que eternamente, señora, vivas la olímpica gesta del ensueño, de la fiesta, de los lirios, de la aurora.

Y que tu hijo, el niño aquél de tu orgullo, que ya empieza a sentir en la cabeza breves ansias de laurel, vaya, siguiendo la fiel ala de la ensoñación, de una nueva anunciación a continuar la vendimia que dará la uva eximia del vino de la Canción.

#### A CARCAVALLO

En su noche.

Porque esta hora todos la vivimos contigo, y es propicia la noche y el ambiente es cordial, vaya el trovar, gustado en el rincón amigo, con un antiguo y vago sabor sentimental.

Por los que todavía creen un poco en la Luna, por los que riman una canción de juventud, por las damas que escuchan, suaves como en alguna primavera de versos, ¡compañero, salud!

Salud, por esta hora que vivimos contigo, salud, porque al conjuro del verso que te digo realicen su serena gloriosa comunión

la Amistad y la Lira, la gracia femenina, un puñado de rosas de la tierra Argentina y una copa del rojo vino del corazón.

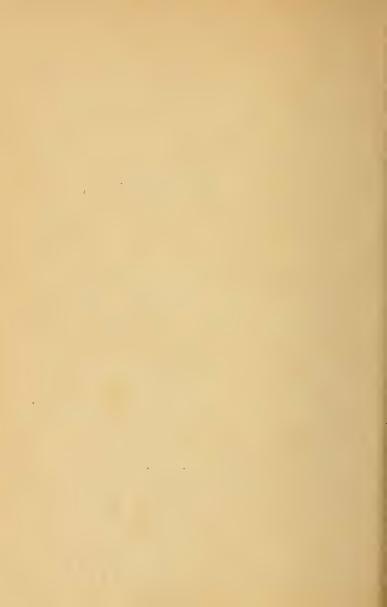

#### V

# LEYENDO A DUMAS



#### LEYENDO A DUMAS

(Fragmento).

— Ya es hora, prima: las nueve. Empieza, pues, la lectura. Ruge el viento afuera: llueve, y el viejo caño murmura un són constipado... un són... Empieza ya, que la abuela te ha prometido atención. Abre la dulce novela donde tanta bella historia nos cuenta el novelador. que cuando uno hace memoria no sabe cual es mejor: El embozado que ama a una que no conoce y a quien dió cita la dama cerca del Louvre, a las doce. La cena de la hostería...

la hora... la calleiuela... ¡Medrada la fantasía v vacía la escarcela! Cadetes, guardias, tizonas, siempre en trances de estocadas y venga oir las gasconas ingenuas baladronadas. Intrigas de cortesanos; fastuosos, regios festines... ¡Qué altivos, qué soberanos van los bravos paladines pasando con sus sombreros de multicolores plumas! Ay, prima, los caballeros amados del viejo Dumas! Brunos los del Mediodía. rubios los del Septentrión: quién viene de Picardía y quién del pais Bretón. Hidalgüelos, segundones, bolsa ruín y noble cuna... Mienten bien los fanfarrones lances de amor y fortuna. ¡Y es de ver! En el apuesto continente, ¡qué jactancia! Luce empenachado el gesto de los soldados de Francia. ¿Qué de contar cosas bellas

en el patio del mesón, frente a unas cuantas botellas del buen vino borgoñón! ¡Vino de Borgoña, sabio vino que torna sutil el ingenio, cuando el labio dice una razón gentil; vino de Borgoña, vino que si se bebe una vez nos deja como un divino recuerdo de su embriaguez!

Abre la novela, amiga.

Nosotros te escucharemos:
Sabes que no nos fatiga
oir tu voz. Continuemos
el capítulo empezado
anoche, ese donde va
casi al fin de su reinado
Carlos IX de Valois.
Carlos nueve, rey poeta,
príncipe de noble raza,
que con palabra discreta
narra historias de la caza.
Rey cazador, rey trovero,
entendido en montería
que charla con su halconero

de achaques de cetrería y hace versos con Ronsard. Muchas veces él ha dicho que quisiera ser juglar; pero sólo es un capricho de señor que se fastidia presa de un sombrío encono, quizá al ver cuanta perfidia hay en torno de su trono, cuantas mezquinas traiciones... Fuera su vida serena a no ser las ambiciones de la casa de Lorena. Caviloso, hosco, altanero, no le mirase la corte de venir el heredero que no le da su consorte. -

Si es que al responder no intentas burlarte, novelador: ¿de las cosas que nos cuentas cuál de todas es mejor? Narren prosas las odiosas pasiones de Catalina. ¡Ah, las intrigas tortuosas de su astucia florentina! ¡Margarita!... elogien versos su belleza: canten liras,

pero no en votos adversos, ni en cortesanas mentiras, el nombre de la más bella princesa de cuento en flor: ninguna fué como ella, sabia en latín y en amor. No lució tan alta estrella la constelación real: repito que como ella ninguna... No es madrigal. ¡Los secretos que no ignora cierta azafata! Si hablara v la ovesen, su señora inclinaría la cara avergonzada en el pecho. -Mas no tema la realeza; ni por femenil despecho cometiera tal vileza. Elogie la lira, alabe el dulce rostro soñado a la luz serena y suave de su sonrisa.

A su lado que antipático, que feo personaje el de Alençón. Me parece que le veo meditando una traición. Nunca tuviese enemigo

tan desleal el Bearnés:
mal hermano, mal amigo
y mal príncipe francés.
Da risa cuando concibe
empresas que él sueña grandes:
si a batallar se apercibe
— memorias mandan de Flandes —
casi no hay quien le venza,
¡vaya con el capitán!
y era nieto, ¡qué vergüenza!
del héroe de Marignán...

Llore el verso al gentilhombre más cumplido y más galante que en Provenza llevó nombre; al amador más constante.

Lector el que le recuerde téngale en memoria fiel: presumido, pisaverde, pero valiente doncel.

Resuelto, airoso, buen porte, poeta y espadachín, entró con mal pie en la corte y fué trágico su fin. ¡Pobre Lamole! Verso, rima, llorad por el caballero vuestra canción...

- Sigue, prima.

— ¿Y aquel bravo compañero, pelirrojo, vulgarote, locuaz, pendenciero, que mató uno que otro hugonote en la San Bartolomé? Siempre metido en pendencias no dan poco que reir sus airadas ocurrencias; eso si, supo morir.

Monseñor, Duque de Guisa, ¿esa apostura bizarra no merece una sonrisa de la Reina de Navarra? :Ah, la sonrisa orgullosa del dulce tiempo feliz, cuando ella encontraba hermosa la gloriosa cicatriz que sobre el rostro persiste. como un blasón de fiereza! Se os ve serio, adusto, triste: ¿qué es de la vuestra grandeza? Margarita... Ella no sabe! Sólo por decir: ¡la vi! mordido de duda grave abandonásteis Nancy, y os la halláis, - ¡con cuanta pena, monseñor! — de otro prendada...

A vos, duque de Lorena, el de la cara cortada.

No ya caído el embozo, solo, en la noche desierta, ahogando vuestro ardor mozo acecharéis cierta puerta.
¡No! Ya no furtivamente a la hora de la queda, a vuestro oído impaciente llegará el rumor de seda de un vestido:

Dios os guarde monseñor... La noche es fría... Vamos, seguidme, que es tarde... » Voz juvenil que decía con acento picaresco: -- Dejad pasar, es amigo... » al centinela tudesco que vela junto al postigo con soñoliento desgano. Ya no como sombra vaga cruzaréis, firme la mano en el puño de la daga, por desiertos pasadizos de negruras torvas, hondas, lejos de reitres y suizos que, ya giradas sus rondas. como al calor familiar

de las cosas de la tierra, hablan del distante hogar o de lances de la guerra. No iréis, sigiloso el paso, aunque marcial la apostura, como marchando al acaso de una trivial aventura. sonriendo de cuando en cuando a la azafata que os mira a hurtadillas, suspirando: (¿por qué será que suspira?) Ni temiendo algún injusto, algún celoso reproche que os cause pena y disgusto subiréis a media noche. con rendido pensamiento, por ignorada escalera al retirado aposento donde Margot os espera, no sin que a su rostro asome la inquietud y la emoción, mientras Carlos juega al home con Juan, duque de Crillón, quien fácilmente se irrita perdiendo algunos doblones, en tanto Alencón medita en sordas conspiraciones y la reina madre reza

sus oraciones nocturnas porque huyan de su cabeza las ideas taciturnas, o, abandonando hace rato el libro que no leía, departe con su Renato de alquimia y hechicería. No ya por los corredores de palacio habrán de ir luego vuestros pasos sin rumores, ni oiréis, apagado, el ruego: -- «Alzaos, duque, la espuela», — de la azafata que os guía y que de todo recela: ino os señale algún espía a rufianescos aceros! Se urden tantas emboscadas que bien pueden sorprenderos y daros de puñaladas...»

Margarita... Ella lo sabe: sólo por decir «¡la vi!...» mordido de duda grave abandonásteis Nancy. Ya no más iréis a verla ni elogiará la azafata vuestra ropilla gris perla ni vuestra capa escarlata.

La azafata... Oh, su indiscreto, su delicioso rubor... Quizás pensaba en secreto: — ¡Qué arrogante es Monseñor!... >

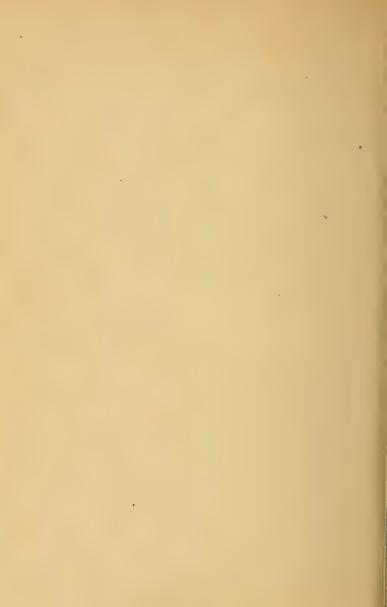

VI

## INTERIOR



#### LA SILLA QUE AHORA NADIE OCUPA

Con la vista clavada sobre la copa se halla abstraído el padre desde hace rato: pocos momentos hace rechazó el plato del cual apenas quiso probar la sopa.

De tiempo en tiempo, casi furtivamente, llega en silencio alguna que otra mirada hasta la vieja silla desocupada que alguien, de olvidadizo, colocó en frente.

Y, mientras se ensombrecen todas las caras, cesa de pronto el ruido de las cucharas porque insistentemente, como empujado

por esa idea fija que no se va, el menor de los chicos a preguntado cuándo será el regreso de la mamá.

#### POR LAS MADRECITAS MODESTAS

Por el largo insomnio que tanto desvelo os causó, — desvelo que tiene un testigo en el perro amigo que como un abuelo os compadecía... Por vosotras, digo:

San José y la Virgen, Señora Santa Ana, con vuestras miradas fijas en la cuna, rogad como anoche para que mañana se despierte el niño sin dolencia alguna.

Para que se queden ellas sin la espina de ver al marido marcharse a la esquina, y para que libre de todo cuidado,

esta noche fría que no tiene luna gocen dulcemente de un sueño pesado: lesús Nazareno, velad por la cuna.

#### LA QUE SE QUEDO PARA VESTIR SANTOS

Ya tienes arrugas. ¡Qué vergüenza!... Bueno serás abuelita sin ser madrecita.

Ayer, recordando tu pesar sereno,
me dió mucha pena tu cara marchita.

... ¿Ni siquiera una novela empezada? Quizás el idilio que duró un verano, hasta que una noche por buena y confiada, se cansó la novia de aguardar en vano.

Y tu sufrirías, o no sufrirías, nerviosas esperas, y te quedarías como es natural,

tan indiferente que al día siguiente ya no habría nada, nada: solamente húmedas las puntas de tu delantal.

## LA DULCE VOZ QUE OIMOS TODOS LOS DIAS

¡Tienes una voz tan dulce!... Yo no sé por qué será: te oímos y nos dan muchas ganas de quererte más. Tienes una voz tan dulce y una manera de hablar, que aunque a veces tú también estés triste de verdad haces reir a abuelita cuando ella quiere llorar. ¡Y ninguno sabe en donde encuentras tanta bondad para poder decir unas cosas que nos gustan más!-... ¡Si vieras como nos gusta! No te habrás de imaginar lo mucho que sufriremos

si tú nos dejas... Mamá dice que cuando te cases nos tendrás que abandonar, y eso es mentira: ¿no es cierto que nunca te casarás? Nunca nos dejarás solos porque eres buena ¿verdad? ¿ Alguna vez has pensado qué haremos si te nos vas? ¿No lo has pensado? Nosotros ni lo queremos pensar. Si tú te nos vas, ¿ entonces qué voz extraña vendrá a decirnos esas cosas que tú ya no nos dirás? ¿Nos hará olvidar tu voz la voz que vendrá? ¿Lo hará? ¿Hará reir a abuelita cuando ella quiere llorar?

#### TE VAS

Ya lo sabemos. No nos digas nada. Lo sabemos: ahórrate la pena de contarnos sonriendo lo que sufres desde que estás enferma.
¡Ah, te vas sin remedio, te vas, y, sin embargo, no te quejas: jamás te hemos oído una palabra que no fuera serena, serena como tú, como el cariño de hermanita mayor con que nos besas, de hermanita mayor que por nosotros se olvidó de ser novia...

No te quejas, no quieres afligirnos, pero lloras cuando nadie te mira, y tu tristeza silenciosa no tiene una amargura... ¿Por qué serás tan buena?

#### SOLA...

¡Ah, por fin sola! Te dejaron las buenas amigas, las locas de siempre.

¡Qué alegres se fueron, qué risas las suyas!

— ¡La zonza! — te dijeron al irse. ¡Es claro, parecías tan triste!

Bueno.

por fin estás sola... No hay nadie, todas las amigas se fueron y se halla en silencio la casa. La abuela descansa, y los chicos en el distante comedor juegan despacio, sin dar gritos. Apenas si afuera, en la calle, persiste un rumor apagado de voces. Estás sola, sola, en la paz grave de tu cuarto.

Vela un momento, y cuando tengas el corazón bien en reposo duerme como no duermes hace mucho: con un sueño de plomo. La última noche de novia... Llegó pronto, ¿verdad? Mañana adiós cuartito de soltera, adiós camita, adiós almohada del sueño lejano y querido que no volverá...

¿Te sorprende pensar en eso? Tan sereno, tan dulce que ahora parece. ¡Por fin vino el novio! Fué larga, muy larga la espera, ¿recuerdas? pasaban los años y... nada, ninguno... ¡Quedarte soltera! ¡Ay! bien lo temías.

En vano los tiernos coloquios. ¡Qué rabia! aquellas preguntas del primo, ¡torpe, ciego!

— ¿Cuándo te casas?

Por fin vino el novio, y por fin
la última noche de novia.

Llegó pronto, ¿verdad? ¡Tan pronto!

Mañana, mañana...

¡Bah! ¿Lloras?

#### LOS VIEJOS SE VAN

¿No te da tristeza? Bueno, a mí no sé qué me da... ¡Se van los viejos! Los pobres poquito a poco se van. Y se van tan despacito que ni lo sienten, ¿será el consuelo de saber que se habrán de ir en paz? ¡Ah, todo es inútil: nada los detendrá. ¿Pasarán este otoño, o el invierno otra vez los hallará contándonos por las noches cosas de la mocedad? Y cuando no estén, ¿durante cuánto tiempo aún se oirá

su voz querida en la casa desierta?

¿Cómo serán en el recuerdo las caras que ya no veremos más? ¡Qué ya no veremos!... Nunca se te ha ocurrido pensar en el silencio que dejan aquellos que se nos van? Y en nosotros mismos, piensas alguna vez, ¿es verdad? En nosotros, que también nos tendremos que callar. Cuando nos llegue la hora como a los viejos, ¿habrá para nosotros la dulce confortación familiar que tanto alivia? ¿Qué labio piadoso nos besará? ¿Nos sentiremos muy solos? ¿Y nos iremos en paz?

### REID MUCHO, HERMANITAS

Reid mucho, hermanitas, reid con esa risa tan fresca y tan sonora, con esa risa fuerte que llena nuestra casa de salud. La sonrisa no es para vosotras todavía: ¡qué suerte!

Que vuestra risa sea como una fuente, y vierta su chorro alegre sobre nuestra melancolía: sea como una caja de música que abierta perennemente suena desde que empieza el día.

Hermanas: reid de una vez toda vuestra sana alegría de dueñas del patio, que mañana —¡ah, mañana!—quién sabe si os habremos de oir.

¡Ay, hermanas, hermanas juguetonas! ¡ay, locas rabietas de la abuela! ¿cuál de esas lindas bocas será la que primero dejará de reir?

#### NINGUNA MAS

No. Te digo que no. Sé lo que digo: nunca más, nunca más tendremos novia, y pasarán los años pero nunca más volveremos a querer a otra. Ya lo ves. Y pensar que nos decías, afligida quizá de verte sola, que cuando te murieses ni te recordaríamos. ¡Qué tonta!

Si. Pasarán los años, pero siempre como un recuerdo bueno, a toda hora estarás con nosotros.

Con nosotros... Porque eras cariñosa como nadie lo fué. Te lo decimos tarde, ¿no es cierto? Un poco tarde, ahora que no nos puedes escuchar. Muchachas, como tú ha habido pocas.

No temas nada, te recordaremos, y te recordaremos a ti sola: ninguna más, ninguna más. Ya nunca más volveremos a querer a otra.

#### EL NENE ESTA ENFERMO

Hoy el hogar no tiene la habitual alegría de los días hermosos, y eso que hoy es un día suavemente asoleado. En el patio no hay ruidos, ni se escuchan las risas sonando en los dormidos rincones de la antigua casa. La regalona y traviesa hermanita de siete años no entona las canciones ingenuas que aprendiera en la escuela, ni riñe a su muñeca mutilada. La abuela - jah, la pobre abuelita casi nunca está sana! olvida su dolencia que lleva una semana de no darla un momento de reposo. Una incierta amenaza inquietante ha violado la puerta del hogar. Bajo el techo de la casa modesta se presiente en acecho al dolor. Repentina, melancólicamente, ha pasado una sombra como por una frente, como por una frente que fué siempre serena

y que recién ahora la oscurece la pena con la torva amargura de una arruga muy honda. Ronda a paso de lobo por nuestra casa, ronda la tristeza, la angustia, que ya ha puesto sus fríos labios en una mustia carita enflaquecida.

Es que el nene está enfermo. Cesó la voz querida de rumorear sus charlas adorables con esa locuacidad que hacía bulliciosa la mesa.
¡Ay el gesto atufado de su enojo risueño y los cantos que apenas cesaban cuando el sueño, como dos invisibles alitas de alguaciles, le tocaba en sus ojos con sus dedos sutiles!

«—¡Abuelita, abuelita, hazme pronto la cama!»
¡Qué triste ahora, abuela, el nene no te llama!
Por las habitaciones vaga como algo extraño un silencio penoso que se diría huraño, y tú vas arrastrando tu cansancio de días e inútiles son todas las filiales porfías para que te recuestes un momento siquiera:

«—¿Qué espera mamá vieja? a acostarse... ¿qué es-[pera?—»

Y sabemos el dulce temor que te detiene: ¿Quién, como la abuelita, cuidaría del nene? Niño Dios, Nazareno de las rubias estampas, coronado de espinas, que curabas las llagas con tus manos divinas: ¿no podrías ser bueno

otra vez, en la hora de las angustias graves, y decir las piadosas palabras que tú sabes para que él se mejore, para que ella no llore?

#### **EL ANIVERSARIO**

La casa amaneció triste, callada.
Un aire melancólico se advierte
en los rostros: la pena es resignada.
No se oye reir ni se habla fuerte.
Los muchachos faltaron a la escuela,
y desde muy temprano, con incierto
y sombrío fulgor, arde la vela
en la que fuera habitación del muerto.
El recuerdo luctuoso les alcanza
a todos por igual.

Durante el día unas cuantas visitas de confianza estuvieron a hacerles compañía; pero, entrada la noche, los amigos al fin se despidieron, y la pena contenida en presencia de testigos extraños, fué a la hora de la cena

más intenso quizás. No había extraños y el silencio tornóse doloroso: sintiéronse molestos, casi huraños, en ese comedor tan bullicioso otras veces. Se levantó la mesa sin las conversaciones de costumbre, permanecieron largo rato presa de una serena y vaga pesadumbre que no turbó una sola frase.

Ahora

charlan de cosas familiares como en los días tranquilos a la hora del té. La hermana hojea el primer tomo de la novela que empezara el jueves, la abuela reta a alguno y en seguida de dos o tres observaciones, breves pero enérgicas, vuelve a su aburrida soñolencia. La madre escucha y calla, pensando en el ausente por quien vive en continua aflicción desde que se halla tan lejos, el ingrato que no escribe hace mucho, ni aún de cuando en cuando... En un rincón la huerfanita cose ajena a cuanto se habla, suspirando cada vez que el hermano enfermo tose con esa ronca tos que le sofoca atrozmente.

Cansadas

de la tarea diaria, que no es poca, comienzan a sentirse algo pesadas las hacendosas manos de la tía soltera que medita, evocando memorias de lejanos noviazgos de muchacha, mientras quita las rojas iniciales de una toalla recién planchada, al lado de la lámpara fiel cuya pantalla amortigua la luz.

Casi acostado
en el sillón el hijo mayor fuma
su tercer cigarrillo
y cerca uno de los chicos suma
de nuevo el resultado de un sencillo
problema de aritmética.

En la suave paz que envuelve la pieza viene, a intervalos, el recuerdo grave a conturbarlos. Reina una tristeza pensativa.

La charla continua como sin ganas, lenta, displicente, sobre el mal tiempo. Afuera, la garúa cae en el patio despaciosamente.

### EL OTOÑO, MUCHACHOS

El otoño, muchachos. Ha llegado sin sentirlo siquiera, lluvioso, melancólico, callado. El familiar bullicio de la acera tan alegre en las noches del verano se va apagando a la oración. La gente abandona las puertas más temprano. Las abandona silenciosamente... Tardecita de otoño, el ciego entona menos frecuente el aire que en la esquina gemía el organillo...; Qué tristona anda, desde hace días, la vecina! ¿La tendrá así algún nuevo desengaño? Otoño melancólico y lluvioso, ¿qué dejarás, otoño, en casa este año? ¿qué hoja te llevarás? Tan silencioso llegas que nos das miedo.

Sí, anochece y te sentimos, en la paz casera, entrar sin un rumor...; Cómo envejece nuestra tía soltera!

#### MIENTRAS EL BARRIO DUERME

... ¿Tú, tampoco me has oído? Bueno, que no se repita otra vez ese silbido. ¡Eh, muchachos, no hagáis ruido: se fué a dormir abuelita!

Recordando vuestros sustos continuamente se queja.
Vamos, muchachos, sed justos y no la déis más disgustos; cada día está más vieja...

Ahora se ha vuelto odiosa... Cuando se da a porfiar ¡se pone de fastidiosa! Ya lo véis: por cualquier cosa no cesa de rezongar! ... ¿Tú, también? Va para rato que olvidaste tu promesa: ¡después de romper el plato le pisas la cola al gato por debajo de la mesa!

¿Con qué te muestras violento porque mi sermón te irrita? ... Es inútil ese cuento... No te mueves de tu asiento: ¡te conozco, mascarita!

Si tratas bien el asunto de hoy — ¿oyes, cabeza hueca? — y copias lo que te apunto tendrás a las diez en punto café con pan y manteca.

Y, a propósito, ya veo que te volcaste la sopa en la ropa, ¿no?, yo creo que comer así es muy feo: ¡linda te has puesto la ropa!

Tú... no inquietes a tu hermana tirándola de la trenza. ¿Respondes de mala gana? ¡Todo por una manzana! ¡Pedazo de sinvergüenza!...

¿Y tú? ¿Recién te has fijado que no pára de garuar? ¿Al patio así? Ten cuidado, no salgas desabrigado que te puedes resfriar.

Cae monótonamente el agua...; Qué silencioso el barrio! El perro de enfrente dejó de ladrar. ¿La gente se habrá entregado al reposo?

Pienso en ellos... En su oscura mala suerte, y pienso luego con un poco de ternura: ¿en qué sueño de amargura se hallará abstraído el ciego?

Allá, solo, en el altillo, moliendo la misma pieza quizás suena un organillo: aunque el aire es tan sencillo no cansa ¡da una tristeza!

Llora el ritmo soñoliento que tanto gusta a la loca amiga nuestra... El són lento... ¡Toca con un sentimiento! ¿Qué pensará cuando toca?

¡Cómo le hace comprender, noche a noche, al lazarillo, cuánto le apena el tener que fumar sin poder ver el humo del cigarrillo!

¿Y los otros? ¿Los huraños vecinos? La costurera ya un poquito entrada en años... ¿Si serán los desengaños que la dejaron soltera?

Si bien la historia no es clara, dice la chismografía que una prima le robara el novio en su misma cara: jugando a la lotería.

Al fin y al cabo valiera más olvidar la traición; pero por esa zoncera de la pena que le diera se enfermó del corazón.

Otro que lleva una vida...
es el haragán de al lado:
¡y encuentra quien lo convida
a embriagarse!... ¡La bebida!...
¿Por qué vendrá en ese estado?

¿Y ese hombre al que nadie ha oído hablar, en una semana de vivir casi escondido, que sale ya anochecido y vuelve muy de mañana?

¿Y aquéllos que nos dejaron? ¡Tan obsequiosos y fieles!... El día que se mudaron recuerdo que nos mandaron una fuente de pasteles.

¿Y la viuda de la esquina? La viuda murió anteayer. ¡Bien decía la adivina, que cuando Dios determina ya no hay nada más que hacer!

De los cuatro huerfanitos no se sabe qué será: ¿a dónde irán? ¡pobrecitos, hermanos, los muchachitos que se quedan sin mamá!

... Mira, muchacho, la vela se va a terminar, repasa tus lecciones de la escuela... Ya se ha dormido la abuela: ¡qué silencio hay en la casa!..

### ESTÁ ENFERMO Y QUIERE VERTE

¿No me respondes? ¿Te han dicho a lo que vengo? No es hora de negarte: ese capricho sería cruel ahora.

Quiere que vayas a verle... Quedó en un grito, entretanto. ¡Vieses! Debemos tenerle compasión: padece tanto!

¡Y vuelta a la misma queja! Ya ni un momento se calma, ¡si vieses cómo se queja se te partiría el alma!

Se le conoce en la cara el sufrimiento. Al hablar vuelve la cabeza para que no le vean llorar. ¡Si no regreso contigo ·
le he de causar una pena!
Después de todo es mi amigo...
Vamos, por favor, ¡sé buena!

Aunque siempre fué un ingrato tú no eres rencorosa, ¡vamos! estarás un rato y le dirás cualquier cosa!

Vamos, antes que se muera; así le perdonarás... ¡Vamos! el pobre te espera: ¡vendrás a verlo! ¿vendrás!

#### EN EL CUARTO DE LA NOVIA

Sé levantaron de la mesa y fueron a ver el vestido de la novia:

¡Qué lindo estaba,
tan blanco, tan blanco! ¡qué lindo!
¿Y la novia? ¡ay, la novia! Como
tenía de alegre la cara...
Todos los ojos la miraron
y ella se puso colorada.
«—¡Señora, señora!—»

Le llovieron

las alusiones y las bromas de las muchachas. ¡Qué palabra, qué palabra tan dulce: novia! Alguna recordó entre burlas ingenuas lo del primer beso: «—¡Había que verla, muchachas! Valía la pena, por cierto. » Y cuando empezaba:

«-- Una noche...»

Se le heló en los labios la risa. ¡Ave María! ¡De qué modo más raro miraba la prima!

#### ¡POR EL CORAZON!...

¡Tan colorada la sandía! ¿Será más rica que el melón? Esta primer tajada es mía: para ti, prima, el corazón.

Ya salió la otra...; No digo! Ayer fué lo mismo...; Es gracioso! Comenzó a llorar por el higo que le arrebatara el mocoso

del hermano. ¿Más? ¡En seguida! ¿Volvemos? ¡Pues no se figura que hay que brindarle cuanto pida: caramba con la criatura!

¡Linda se ha puesto! ¡Sí, señor! se ha puesto lo más regalona...
No quiere sino lo mejor, como si tuviese corona!

Y, por cualquier cosa no deja en paz a nadie: se levanta, y ya oímos alguna queja de la señorita. ¡La santa!

La culpa la tiene abuelita. ¡Es natural! la mima tanto! Cuidado con retarla... ¡Hijita! no sé quien puede con tu llanto.

¡Está de mal acostumbrada! En cuanto la miran se enoja. ¿Negarle algo a ella? ¡no es nada! ¡Claro, hace lo que se le antoja!

La pavota... Se muerde un dedo de rabia. ¡Cómo patalea! ¡Y pone una cara!... ¡Da miedo! ¡Ay, Jesús, qué cara tan fea!

Fea, sí, fea como un susto. ¿Hasta cuando con esos gritos? —...¡Si lo decíamos de gusto! Bueno, basta de pucheritos...

¡Qué zorza! ¡Si será inocente! ¡Derrama cada lagrimón!... ¡Llorar de ese modo! ¡Valiente! ¡Y todo por el corazón!...

# LA LLUVIA EN LA CASA VIEJA

Hoy es un día horrible. Ya es valiente quien se atreve a salir de su agujero... ¡Qué modo de llover! Furiosamente en el techo de zinc el aguacero

tamborilea sin cesar. Lo grave es que se llueve aquí peor que afuera, y hay para rato, es natural... Quién sabe como diablos se ha abierto esta gotera.

¡Esta gotera! Por el cielo raso se filtra el agua: baja a las paredes, se divide en las grietas, y, de paso, alcanza a las arañas en sus redes.

Pero hay que ver el patio... La fangosa reciente lagunita que rodea el pozo, y la tinaja que rebosa mientras el viejo caño canturrea.

Las muchachas están en la cocina: una se ha puesto a preparar la masa, algo quejosa de que falte harina, y otra derrite en la sartén la grasa.

Las demás, como siempre, en diserciones; lo de todas las noches: sobre el juego. Bueno, a contar bolillas y cartones: ¿es qué tendremos lotería, luego?

Alegres charlan... No han de ser muy pocas las historias... ¡Conversan tan de prisa! ¿Qué se conversará cuando esas locas apenas pueden aguantar la risa?

¿Bromitas a la novia? Se conoce que hoy se llevó un buen reto de la abuela: ¡la niña estuvo anoche hasta las doce leyendo, muy oronda, una novela!

¡Sí señor! como suena, muy oronda... Pero, lo sospechamos al culpable: no es ella, no ... Es inútil que se esconda, ya verá el pillo cuando abuela lo hable.

Y sigue el chaparrón. ¡Cómo diluvia en el jardín! Adiós el enrejado; era un adorno al fin, maldita lluvia... ¡Daba una vista, así, recién pintado! ¡Adiós, con este viento, la glorieta!... ¡Los claveles, muchachas, los claveles: quien no vuelva trayendo una maceta se quedará esta noche sin pasteles.

¡A ver, Florinda, a ver donde pisamos: las baldosas del patio se hallan flojas y te salpican toda entera... Vamos, por ahí no, con cuidado, que mojas!

Tan a destiempo el resbalón ¿no es cierto? ¡Ah, ese primo, si hubiese andado listo! ¡Y se atreve a decir que ha descubierto unas cosas más lindas! ¡Lo que ha visto!

¿Reproches? Se ha lucido la lectora. ¡También la otra zonza es tan *autera!* Se ha lucido. ¡Si lo supiese ahora alguno que yo sé!... ¡Si lo supiera!

Lo hizo de gusto, madre; sí, de gusto: la empujo adrede ¿sabes? ¡Mentiroso! ¡Por culpa de él la pobre se dió un susto! ¡Y festeja sus gracias, el odioso!...

La rubia... ¡Cómo viene de agitada! ¿Que le ganó a correr a las eternas despaciosas? ¡Jesús, qué colorada! ¿Será porque al saltar mostró las piernas? ¡Míralas, madre! llegan hechas sopas! A mudarse, muchachas, a mudarse. ¿Sí, no? dejarse estar con estas ropas empapadas, no vayan a enfermarse...

Y aún se quedan a porfiar. ¡Las fachas! ¿Hay más? Caramba con las señoritas... ¡Hasta cuando, por Dios! Pronto, muchachas, que se van a enfror las tortas fritas!

### AHORA QUE ESTÁS MUERTA

¡Si supieses! cada día te sentimos más. Apenas te olvidamos un momento, levantamos la cabeza y en seguida nos parece que vas a entrar por la puerta. No sabes con qué cariño en casa se te recuerda: ¡si nos pudieses oir! A veces, de sobremesa, cuando nos reunimos todos y el pobre viejo conversa con los muchachos, de pronto después de alguna ocurrencia, nos quedamos pensativos un rato largo: se queda todo el mundo así, y el viejo

se retira de la mesa
sin decir una palabra...
Una palabra... Da pena
verlo sufrir en silencio.
¡Ah, cómo se te recuerda!
Abuelita, que está sorda,
si hablamos delante de ella
por nuestras caras conoce
que hablamos de ti. ¡La vieras!
Por la noche, al acostarnos,
es claro, los chicos rezan,
aunque no lo necesites
porque siempre fuiste buena
y no hiciste mal a nadie:
¡al contrario!

¡Una tristeza
nos da cuando recordamos
algunas diabluras nuestras!
Cuando pensamos las veces,
aquellas veces, ¿recuerdas?
que te hacíamos rabiar
de gusto, por mil zonceras...
Éramos un poco malos,
pero ahora que estás muerta
nos tienes que perdonar
todos aquellas rabietas,
y las bromas que te dábamos,
esos gritos a la puerta

de tu cuarto, cada vez que te ponías paqueta para recibir al novio, y esas travesuras, y esas mentiras que te contábamos, para no ir a la escuela... Y tú, apenas nos retabas entonces...

¡Una tristeza nos da cuando recordamos! Pero, ahora que estás muerta, ¿no es verdad que nos perdonas todas aquellas rabietas?

## HAY QUE CUIDARLA MUCHO, HERMANA, MUCHO...

Mañana cumpliremos quince años de vida en esta casa. ¡Qué horror, hermana, cómo envejecemos, y cómo pasa el tiempo, cómo pasa! Llegamos niños y ya somos hombres, hemos visto pasar muchos inviernos y tenemos tristezas. Nuestros nombres no dicen ya diminutivos tiernos, ingenuos, maternales; ya no hay esa infantil alegría de cuando éramos todos a la mesa: «—¡Qué abuela cuente, que abuelita cuente un cuento antes de dormir; que diga la historia del rey indio...»

Gravemente

la voz querida comenzaba...:

- ¡Siga

la abuela, siga, no se duerma!>

«-- ¡Bueno!...»

¡Ah, la casa de entonces! La modesta casita en donde todo era sereno, nuestra casita de antes! No, no es esta la misma. ¿Y los amigos, las triviales ocurrencias, la gente que vivía en el barrio... las cosas habituales? :Ah. la vecina enferma que leía su novela de amor! ¿Qué se habrá hecho de la vecina pensativa y triste que sufría del pecho? ¡Era de linda! Tú la conociste, ¿no te acuerdas, hermana? Ella leía siempre una novela sentada a una ventana. Nosotros la mirábamos. Y abuela la miraba también. ¡Pobre! Quién sabe qué la afligía. A veces ocultaba el bello rostro, de expresión muy suave, entre sus blancas manos, y lloraba.

¡Cómo ha ido cambiando todo, hermana, tan despaciosamente! Cómo ha ido cambiando todo... ¿Qué se irá mañana de lo que todavía no se ha ido?
Ya no la abuela nos dirá su cuento.

La abuela se ha dormido, se ha callado: la abuela interrumpió por un momento muy largo el cuento amado. Aquellas risas límpidas y claras se han vuelto graves poco a poco, aquellas risas que no se habrán de oir. Las caras tienen sombras de tiempo en tiempo; huellas de pesares antiguos, de pesares que aunque se saben ocultar existen. En las nocturnas charlas familiares hay silencios de plomo que persisten hoscos, malos. En torno de la mesa faltan algunas sillas. Las miradas fijas en ellas, como en sorpresa, evocan dulces cosas esfumadas: rostros llenos de paz, un tanto inciertos pero nunca olvidados. ¿Y los otros? nos preguntamos muchas veces. Muertos o ausentes, ya no están: sólo nosotros quedamos por aquellos que se han ido; y aunque la casa nos parezca extraña, fría, como sin sol, aún el nido guarda calor: mamá nos acompaña. Resignada, quizá, sin un reproche para la suerte ingrata, va olvidando, pero, de cuando en cuando, por la noche, la sorprendo llorando:

« — ¿Qué tiene madre? ¿Qué es lo que la apena?

no se lo dirá a su hijo... al hijo viejo? ¡Vamos, madre, no llore, sea buena, no nos aflija más... basta!» - Y la dejo calmada, libre al fin de la amargura de su congoja atroz, y así se duerme! ihúmedas las pupilas de ternura! ¡Ah, Dios no quiera que se nos enferme! Es mi preocupación... ¡Dios no lo quiera! Es mi eterno temor. ¡Vieras! no puedo explicártelo. Si ella se nos fuera ¿qué haríamos nosotros? Tengo miedo de pensarlo. Me admiro de cómo ha encanecido su cabeza en estos meses últimos: la miro, la veo vieja y siento una tristeza tan grande... ¿Esa aprensión nada te anuncia hermana? Tú tampoco estás tranquila: tu perdida alegría te denuncia... También tu corazón bueno vigila. Yo no sé, pero creo que me falta algo cuando no escucho su voz. Una inquietud vaga me asalta...

Hay que cuidarla mucho, hermana, mucho...



# INDICE

|                                   | PAG     | 8. |
|-----------------------------------|---------|----|
| MISAS                             | HEREJES |    |
| VIEIOS SERMONES                   |         |    |
| Por el alma de Don Quijote        |         | 5  |
| Las últimas etapas                |         |    |
| La muerte del cisne               |         | ,  |
| La apostosía de Andresillo        |         | )  |
| Envíos                            |         |    |
| A Dofia Sylla Silva de Mas y Pi . |         | -  |
| A Carlos de Soussens              |         |    |
| A Juan Más y Pi                   |         |    |
| A J. J. Soiza Reilly              |         |    |
| OFERTORIOS GALANTES               |         |    |
| De la tregua                      | 43      | ,  |
| El clavel                         | 46      |    |
| Revelación                        | 47      |    |
| Tus manos                         | 48      |    |
| Exótica                           |         | ,  |
| En silencio                       | 51      |    |
| De primavera                      | 53      |    |
| Invitación ,                      | 54      |    |
| En el patio                       | 56      |    |
| Tu secreto                        | 58      |    |
| Filtro rojo                       | 59      |    |
| Después del olvido                |         |    |
|                                   | 62      |    |
| Ratos buenos                      |         |    |
| A la antigua                      | 67      |    |
| Las manos                         |         |    |
| A Colombina, en carnaval          |         |    |
| EL ALMA DEL SUBURBIO              |         |    |
| El alma del suburbio              | 81      |    |
| La viejecita.                     | 84      |    |
| El guapo                          |         |    |
| Detrás del mostrador              | 92      |    |
| El amasijo                        | 93      |    |
| En el barrio                      | 95      |    |
| De la aldea                       |         |    |
| Residuo de fábrica                | 98      |    |
|                                   |         |    |

|                                           | PAGS. |
|-------------------------------------------|-------|
| La queja.                                 | 100   |
| La guitatta                               | 105   |
| Los perros del barrio                     | 110   |
| RITOS EN LA SOMBRA                        | 110   |
|                                           |       |
| Los lobos                                 | 119   |
| imagenes dei pecado                       | 124   |
| En la noche                               | 130   |
| Willia                                    | 131   |
|                                           | 132   |
| En la sombra                              | 136   |
| reproduct musical                         | 137   |
| Dajo la angustia                          | 139   |
| riente a irente                           | 141   |
| De invictino                              | 143   |
| Funerales báquicos                        | 145   |
|                                           |       |
| POEMAS PÓSTUMOS                           |       |
|                                           |       |
| I. LA CANCIÓN DEL BARRIO                  |       |
| El camino de nuestra casa                 | 153   |
| namourela                                 | 156   |
|                                           | 158   |
| a francestra que noy salio a tomar el sol | 159   |
| como aquella otra                         | 160   |
| in el care.                               | 161   |
| nambru se fue a la guerra.                | 162   |
| Otro chisme                               | 163   |
| o que aicen los vecinos                   | 165   |
| a enterma que trajeron anoche             | 167   |
| i ensueno.                                | 168   |
| I nombre que tiene un secreto             | 169   |
| Il silencioso que va a la trastienda      | 170   |
| a suicidio de esta mañana.                | 171   |
| a casamiento.                             | 172   |
| A VOIDILO.                                | 178   |
| las vuelto                                | 183   |
| II I A COOMINGOUS AND A                   | 103   |
| II. LA COSTURERITA QUE DIÓ AQUEL MAL PASO |       |
| a que hoy pasó muy agitada                | 187   |
| No te veremos mas?                        | 188   |
| a inquietud                               | 189   |
| a costurerità que dio aquel mal paso      | 190   |
| uando llega el viejo                      | 191   |
|                                           | 192   |
| quella vez que vino tu recuerdo           | 193   |
| or ella.                                  | 195   |
|                                           |       |

THE PERSON

CAAI



La ¿ La ¿ Los

Los Imá En l Mur Visio En l Rep Bajc Fren

De i Fund

El ca

Man Lan La fi Com En e Man Otro Lo q Lae El er El he El si El su El ca El ve Has

La que la constant de Cap Aque

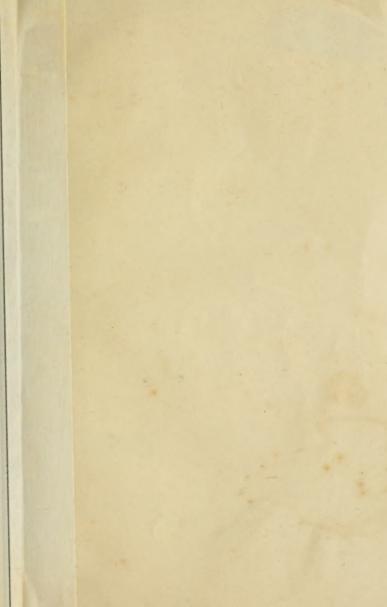



PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BRIEF PQC 0033179

01826375

